### COLECCION

DE LAS

MEJORES COMEDIAS

DEL

TEATRO ANTIGUO I MODERNO ESPAÑOL.



### MADRID:

Libreria de D. José Cuesta, calle Mayor, en dende se hallará un surtido de mas de cuatro mil títulos del teatro Antiguo Español, y todas las del teatro moderno y un gran número de sainetes, entremeses, unipersonales y piezas en un acto. Abre el ojo ó aviso á los solteros. A buen padre mejor hijo. Anillo de Gijes (tres partes). Antes que le cases mira lo que haces.

Armas de la hermosura. Aspides de Cleopatra. Baron (el)

Boba para los otros y discreta pa-

ra sí.

Bruto de Babilonia. Buscona ó el Anzuelo de Fenisa. Café (el) ó la comedia nueva, Casarse para vengarse. Castigo de la miseria. Cerco de Roma.

Conde de Saldaña (dos partes). Con quien yengo vengo.

Criado de dos amos.

Dar la vida por su dama, Defensor de su agravio. De fuera vendra quien de casa

nos echará.

Delincuente honrado. Del rey abajo ninguno. Desdén con el desdén.

Dómine Lucas.

Emperador Alberto. Fuerza lastimosa.

Garrote mas bien dado. Genízaro de Hungria.

Hijos de Edipo ó Polinice.

Huerfanita ó lo que son los parientes.

Job de las mugeres Sta. Isalel. Juramento ante Dios.

Licenciado vidriera. Lindo D. Diego.

Lo cierto por lo dudeso. Mayor Mónstruo de celos.

Mágico de Salermo.

Mas ilustre fregona (cinco par Mejor alcalde el rey. Misantropía y arrepentimient Mónstruo de la fortuna. Muger de dos maridos.

Negro de mejor amo. Negro mas prodigioso. No hay cosa buena por fuen

Otelo ó moro de Venecia (tr Pintor finjido.

Por la puente Juana. Primero es la honra. Príncipe prodigioso.

Raquel (tragedia).

Reinar despues de morir. Renegado de Carmona.

Rosario perseguido.

Sábio en su reliro. Sancho Ortiz de las Roelas

Secreto á voces.

Señorita mal criada.

Señorito mimado.

Sí de las niñas.

Si una vez llega á querer, Tercero de su afrenta,

Trampa adelante.

Travesuras son valor.

Triunfo del Ave Maria. Valiente justiciero.

Ver y creer.

Vida es sueño.

Viejo y la niña. Zeloso y la tonta.

Acrisolar el dolor.

Convidado de piedra.

Inocencia triunfante.

Mas heróico español. Mas vale tarde que nunca.

Perder el reino y poder. Rencor mas inhumano.

Restaurar per deshonor.

# Coquetismo

Y

# PRESUNCION.

Siendo esta comedia una propiedad del editor, y cuyos ejemplares van rubricados, se perseguirá con todo el rigor de la ley á cualquiera que la reimprima.

### COQUETISMO

Y

## PRESUNCION,

COMEDIA ORIGINAL,

EN TRES ACTOS.

#### POR D. FRANCISCO DE FLORES Y ARENAS.

Inya, eriada de doria Maria.. Sas. T. Baus.

Dox's Magra, madre do..... San. Vine.

»De árbol que el suelo envenena
Es provechoso hacer tala,
Y arrancar la yerba mala
Es hacer medrar la huena,»
Acto I,º Esc. V.



#### MADRID:

Imprenta que fue de Garcia, calle Jacometrezo, 1831.

COOUELISMO

# PRESUMEION,

### PERSONAS

#### MANAGEMENT NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF

La Escena es en Cádiz en una sala de la casa de doña María.



# ACTO PRIMERO.

### ESCENA PRIMERA.

FERMIN É INÉS.

Fermin entrando como de la calle se quita el sombrero y lo deja. Inés de casa.

FERMIN.

Han venido?

Inés.

No señor.

FERMIN.

¡Y cómo sigue la tia

de sus males?

Inés.

Cada dia,

señorito, está peor.

FERMIN.

Pues ya de fastidio pasa

que por esa bagatela, ni tu señora ni Adela jamas estén en su casa.

INÉS.

La señorita me dijo para usted que aquí la aguarde. FERMIN.

Como ella mucho no tarde

no será...., Inés.

De veras?

wing as allow at the arrow of Fijons nimes ? Yo, Inés, jamas me avasallo á caprichos de muger, y de aqueste proceder muy satisfecho me hallo. ¡Qué mal de otra suerte hiciera! Con juventud, con caudal, y una figura tal cual ¿me ha de faltar quién me quiera? Por fortuna hay tal enjambre de mugeres en el dia, que fuera estraña manía el querer rendir por hambre á quien tanto se promete; así, dile me he marchado, pues no estoy acostumbrado á ser de nadie el juguete.

(7)

INÉS.

(¡Qué vanidad!) ¿Mas, señor, usted no la ama?

FERMIN.

¿ Yo .....? Sí .....

Pero aun mas me quiero á mí.

Inés.

Mal le paga usted su amor.

La vida le costaria un desden tan solo.

FERMIN.

Ya.

Inés.

Pedro viene.

FERMIN.

Qué tracrá?

Inés.

Alguna majadería.

### ESCENA II.2

Dichos y Pedro.

PEDRO.

Señorito.

FERMIN.

¿Qué ha ocurrido

de nuevo?

PEDRO.

Tengo que hablarle. INÉS.

Pues ya consigo dejarle con Perico, me despido, que han de ser mas de las dos, y tengo mucho que hacer allá dentro.

PEDRO,

A Dios muger.

FERMIN. Inés hasta luego. A Dios.

### ESCENA III.a

Fermin y Pedro.

FERMIN.

Qué hay en suma?

PEDRO.

Que ha de haber.

Que don Luis sin avisar, ahora acaba de llegar.

FERMIN.

¡Mas cómo....! (Coge el sombrero.)

PEDRO.

No es menester.

Ya sabe está usted aquí,

y no puede tardar nada.

FERMIN.

¿Y á qué viene esa embajada y aquese misterio? ¿Dí?

PEDRO.

¿Qué sé yo? Lleve el demonio lo que yo entiendo este lio.

Mas como el tio no es tio, ni usted es ya don Antonio, ni aun yo mismo sé quién soy; bien pudiera, sin querer, echar el primo á perder lo adelantado hasta hoy.

Por eso con tal secreto vine á avisar su venida.

FERMIN.

Primera vez en mi vida que te he encontrado discreto. En fin, nadie en casa está, y fue vano tu temor. ¿Mas tardará?

PEDRO.

No señor.

Aquí le tiene usted ya.

(10) ESCENA IV.<sup>3</sup>

Dichos y Luis.

Luis.

Primo.

FERMIN.

Luis.

Luis.

Con cuanto gozo

te miro, y con que impaciencia, despues de tan larga ausencia me tenias.....; Qué buen mozo!; Qué galan!; Y qué elegante!

FERMIN.

Favores tuyos.

Luis.

No, á fe....

· FERMIN.

Mas á otra cosa. ¿Por qué no avisaste al instante que decidiste venir?

Luis.

Fue por la misma razon que en seis meses, ni un renglon tuyo pude recibir. Te escribí desde Alcalá, en donde asuntos tenia

de mi casa, y ya creía volver pronto por acá; cuando un correo, me hallo con que mi padre está en cama gravemente enfermo, y clama por verme; monto á caballo, llego á Madrid, y la suerte dejó mi anhelo cumplido; pues le hallé restablecido cuando temia su muerte: supe al volver de Castilla que de París te marchaste, que á Barcelona llegaste, y que estabas en Sevilla. Allí buscarte pensé; pero pronto desespero; pues nadie tu paradero me dice; á Cádiz llegué por dicha supe de tí, y como yo he visitado esta casa, sin cuidado, á abrazarte vine aquí.

FERMIN.

Pues la echabas á perder

de medio á medio.

Luis.

Yo!

(12)

FERMIN.

Cierto.

Luis.

Hombre me has dejado muerto.

Oye, que vas á saber la historia de aqueste enredo.

Luis.

Que me ha de agradar confio. FERMIN.

Ve Pedro, busca á mi tio

y avisale.

Pedro.
En todo quedo. (Vase.)

### ESCENA V.a

Luis y Fermin. (se sientan.)

Luis.

Y bien?

FERMIN.

Estraño quizá

puede haberte parecido el verme aquí introducido como me ves, y será mas grande tu admiracion cuando sepas lo que pasa, pues ignoran en la casa mi nombre y mi condicion. Sabes que doña María trató con mi parentela enlazarme con Adela, á quien yo no conocia: viéndome solicitado, á sus ruegos me abandono, que es de gentes de gran tono boda por razon de estado. La grande fama de bella que mi futura tenia, despertó en mi la manía de verla, sin que ni ella ni nadie en Cádiz supiese quien era yo, su hermosura rendir, y que esta aventura un nuevo lauro me diese. Llegué en hora peregrina, pues apenas dejo el coche supe como aquella noche iba al Moises mi heroina; y para gobierno mio, su palco aprendí tambien.

Luis.

Bravísima entrada, ¿ Y quién tanto te dijo?

FERMIN. PERGOT

Mi tio.

Luis.

Es verdad; sigue adelante. FERMIN.

Ya estaba alzado el telon cuando llegué, y la atencion Ilamo de tanta elegante que me mira, y me importuna. Yo, con aire de conquista, paso por todas la vista; mas sin fijarme en ninguna. Me siento, y á los actores miro con faz desdeñosa, como quien dice: no es cosa, yo los he oido mejores: vuelvo la espalda á la escena fingiendo estar aburrido. mientras juego distraido con los sellos y cadena. Pongo el guante, limpio el lente, doy una mano al cabello, arreglo corbata y cuello, y á mi Adela ya impaciente con lánguidos ojos miro: se sonrie, y de mi amada pago una dulce mirada

con un amante suspiro.
Usana al ver que ha dejado
á sus rivales burladas,
con un millon de monadas
me muestra que soy amado.
Habla en tanto el anteojo,
señas hago, amor las guia,
y squé dicha! ya era mia
en el paso del mar Rojo.

Luis. ¡Jesus, qué admirable paso!

FERMIN.

De mi ventura seguro

para conseguirla, el caso cuento por menor al tio, le digo cual es mi objeto, exigiéndole el secreto que á su discrecion confio, y por tal conducto, en fin, consigo hacerle visita y enamorar á Adelita bajo el nombre de Fermin.

Luis.

Con que al cabo, en ese abismo caiste ya.

### FERMIN.

No señor,

que amar y hacer el amor no quieren decir lo mismo. Sabes que toda mi vida pensé, como pienso ahora, que el que á una muger adora de lo que vale se olvida. Ni aprecio, ni apreciar quiero á ese sexo fementido, con el suerte, envilecido, con el débil, altanero: aman á quien las desprecia. desprecian al mas amante. la que algo sabe, es pedante, y es insufrible la necia: nadie jamas las escede en perversidad y engaño, pues la que no te hace daño es porque hacerlo no puede. Te juran amor sin fin, y esto lo prometen todas, mas dura como las modas hasta el nuevo figurin; pues en el instante mismo que hallan quien las haga un gesto coges el fruto bien presto

de su innato coquetismo. Dí si con tal opinion será facil que las quiera.

Luis.

Es cierto; mas bueno fuera

hacer una distincion Nadie como yo en el mundo ódia á la inmoral coqueta, mas nadie tanto respeta á un sexo amable en quien fundo mi felicidad futura, así desplego mi saña contra la que el brillo empaña del pudor y la hermosura. De árbol que el suelo envenena es provechoso hacer tala, y arrancar la yerba mala es hacer medrar la buena. No á todas tu errado celo las juzgue por un igual, que quien de ellas habla mal es como el que escupe al cielo. Así te juzgo engañado en lo que de amor inficres; que hay mugeres de mugeres.

FERMIN. Cesas del siglo pasado.

(18)

Luis.

Como tu gustes. ¿ Mas dí?

¿A tu razon no le choca amor tan pronto y tan poca reserva en la niña?

FERMIN.

Sí.

Pero á veces un capricho en cariño se convierte; y quizás Adela....

Luis.

Advierte

que no há un instante, me has dicho, lo falaz y lo engañoso que es el afecto en muger.

FERMIN.

Mas eso se ha de entender cuando da con un baboso.
Cuide el hombre no resbale, que va á dar en un abismo: dese gran tono á sí mismo y pondere lo que vale; y aunque él no prometa boda, ni en su conducta sea puro puede contar por seguro con verse un dia de moda.
Ni desdenes, ni tibieza

verá en la niña mimada,
ni se armará la taimada
de femenil sutileza:
á la de mas alta esfera
mas la desaire y humille,
que no haya miedo que chille
ni su amor propio se hiera;
antes bien su orgullo necio
se vuelve en humilde ardor,
y lo que no pudo amor
siempre lo puede el desprecio.
Aquesta, Luis, es mi escuela,
y en tanto como he corrido,
ninguna me ha resistido.

Luis.

Dichoso tú. ¿Pero Adela

nunca llegó á sospechar quién eras?

FERMIN.

Ni por asomo.

Luis.

Pues es estraño.

FERMIN.

¿ Mas cómo

lo pudiera averiguar?

Dos meses no se han cumplido

desde que á España volví,

y así en Sevilla y aquí soy de pocos conocido: y tio, con fundamento juzgo que lo ha de callar, pues que jamas sabe hablar sino de la mar y el viento.

Luis.

¿Con qué sigue en su manía? FERMIN.

Pero con tal aficion

que su perenne mansion es la torre de Vigia: decide en tono maestro de buques y temporales, á y sabe el plan de señales alo mismo que el padre nuestro. La muralla es su paseo, a sur el Ciscar es su alcoran, su testo don Jorge Juan, y Tofino su recreo, el anteojo es su pasion, y en aquesa lengua insana llama porta á la ventana, y á la puerta, el portalon. Para él cualquier lienzo es vela, es camarôte la alcoba, y en fin, son pages de escoba los chicos de la candela. De modo que aunque pregunto no entiendo su algaravia.

Luis.

Te compadezco á fe mia.

Mas, volvamos á tu asunto. ¿Dime? ¿La buena viuda cómo piensa?

FERMIN.

No se esplica;

mas querrá casar la chica. ¿Puede en eso caber duda?

Luis.

Pero el compromiso.....
FERMIN.

Bravo,

cuando un novio se presenta
madre hay que ajusta la cuenta
al hombre, hasta de un ochavo,
y el que mas tiene, se queda
por ley de mejor postor,
que hay pujas en el amor
como si fuese almoneda.
Los compromisos son grillos
que ligan en sus deberes
al hombre; mas las mugeres
no reparan en pelillos.

(22)

Luis.

Y piensas casarte presto? FERMIN.

No lo sé.

Luis.

¿Pues cómo así?

FERMIN.

Antes que viniese aquí

ya todo estaba dispuesto:
documentos y retrato
tiene en su poder el tio
hace ya tiempo, aunque fio
que lo ignoran; asi trato
de dar largas con cautela
al dichoso casamiento,
pues este descubrimiento
cosa ha de ser de novela.
Mas aquí para los dos.
Por lo que me has indicado,
de que estás enamorado
tengo sospecha, y por Dios
que en tu genio lo estrañara.

Luis.

Pues es cierto.

FERMIN. IFE ....

Estás en tí!

¿Y eres hombre?

(23)

Luis.

Creo que si.

FERMIN.

¿Y amas?

Luis.

La cosa no es rara.

FERMIN.

Por llegarla á conocer

dicra un dedo sin reparo.

### Luis.

Lo que es yo, á precio tan caro, ni á Venus quisiera ver.

Mas, con menos te prometo que ese empeño has de lograr; pues el venirla á esperar es de mi viage el objeto.

FERMIN.

¿Con qué scrá prima mia? Luis.

Así parece.

FERMIN.

¡Qué horror!

¿Te casas? ¿y con amor? ¡Jesus, y qué ganseria!

Luis.

¡Qué dices!

(24)

FERMIN.

¿ No ves, Luis,

que ya estás á vulgo oliendo? ¡Cuánta falta te está haciendo un bañito de París!

Luis,

¿Estás loco?

FERMIN.

Bueno fuera.

Luis.

¡Qué! ¿Es vergüenza enamorarse? FERMIN.

No sé; mas si lo es casarse como se casa un cualquiera.

Luis.

Pues al contrarlo, yo infiero que en amor no hay preferencia.

FERMIN.

¿Y entónces qué diferencia hay de tí á tu zapatero?

Luis.

¡Qué aqueso á decir te atrevas! su amor mi dicha asegura.

FERMIN.

Si en amor buscas ventura valiente chasco te llevas. Busca orgulio, veleidades, manías é impertinencia,
y armate bien de paciencia
para escuchar necedades;
busca insensatez, capricho,
busca vanidad sin seso,
busca en fin muger, y en eso
cuenta que todo está dicho.

Luis.

¡Qué exagerada manía! FERMIN.

Luis, la constancia amorosa, aunque suena á grande cosa, solo es palabra vacía; y yo, entre tanta muger, constante no hallé minguna.

Luis.

Culpa á tu propia fortuna si no supiste escoger.

### FERMIN.

Mas si en mi vida tal ví ¿cómo quieres que lo crea?

Luis.

Como crees que hay Guinea y nunca estuviste allí. (Llaman.)

FERMIN.

En eso no convenimos.

(26)

Luis.

Calla, que llegan por fin. FERMIN.

No olvides que soy Fermin, y que ya no somos primos.

### ESCENA VI.2

Dichos, doña María y Adela.

FERMIN. Señoras, tengo el honor....

Doña María.

Ferminito, cuanto siento que usted..... ¡Mas cómo! ¡Luis! ¡Por mi casa tanto bueno! ¿cuándo ha sido la llegada?

Luis.

No há una hora, y el deseo que de ponerme á sus pies tenia, me trajo luego aquí, en donde por mi dicha, de Fermin tuve el encuentro.

ADELA.

¿Qué, usted conoce al señor? Luis.

Si, Adelita, hace ya tiempo.

(27)

FERMIN.

Desde antes de mis viages.

Luis.

Asi es.

FERMIN.

¡Y qué tenemos

de males?

Luis.

¿Pues qué, señora,

hay en casa algun enfermo?

Doña María.

En casa nó; mas mi tia

Paulita se está muriendo de revolucion de humores con vómitos y despeños, y aunque toma quina, á sacos, no puede el doctor con ellos.

Luis.

Será ya muger de edad.

Doña María.

Mas no como para eso.

¿Pero usted no la conoce? Hombre sí.

Luis.

Pues no me acuerdo.

Doña María.

Sí, sí tal.

(28)

Luis.

Como usted guste.
Doña María.
Es mucha pena por cierto.

ADELA.

¡Ay Jesus! mi pobre tia..... (Llora.) FERMIN.

> ¡Qué usted llora! Luis.

> > Y es muy bello

ese llanto, que demuestra un corazon noble y tierno; mas no se anticipe usted á sí misma el sentimiento, que aunque deba presumirse aun no existe como cierto.

FERMIN.

Tiene razon, ¿A qué vienen esas lágrimas?

Doña María.

Luis, tiemblo

de cualquier cosa que ocurre por mi hija. Es mucho cuento; porque como es tan sensible y como tiene esos nervios, con solo ver un raton, con oir hablar de muertos, con que un mosquito la pique, ó cosa así, en el momento empieza á hacer mil visages, contorsiones y aspavientos; de modo que es menester darle eter y hacerle fresco, sin otras veces, que es fuerza aplicarle mas remedios.

Luis.

¿Y le hacen efecto? Doña María.

Sí.

Luis.

Al cabo siempre es consuelo. Doña María.

Todo en fin está ya dicho, con que sepan que tenemos tres ó cuatro convulsiones el dia que matan perros.

ADELA.

Es mucha pension.

Luis.

Sí, mucha.

Doña María.

No tiene un instante bueno.

FERMIN.

Oh! Para esto de sensibles

las francesas. En Burdeos me sucedió una aventura que prueba á cuantos escesos su imaginacion ardiente las arrastra. Este es el hecho. Estaba yo cierto dia vistiéndome en mi aposento cuando me pasan recado de que uno con gran secreto me buscaba, le hago entrar, y sorprendido me quedo viendo en el tal, un criado de librea y muy bien puesto. Le pregunto que me quiere, y él, despues de cien misterios, una carta me entregó y se fué. La abro, la leo; mas ¡cuál fue mi admiracion! al encontrar que el sugeto que escribia, era una dama del gran tono en aquel pueblo, hija de padres muy nobles y muy ricos; por supuesto gentes de coches, landó, gran mesa, tertulia y juego, en fin soberbio partido. Y que á mas de todo eso.

era muy bella y tenia pelo rubio, hermoso cuerpo, tocaba el arpa, el piano, otra porcion de instrumentos, bailaba con mucha gracia, (el rigodon por supuesto), y todo por este estilo. Mas lo estraño del suceso es que solo la habia visto dos veces en el paseo; sí noté me habia mirado, pero nunca hice alto en ello. En fin, su esquela decia que la causa de este yerro era haberse enamorado de mí, que creyó primero poder domar su pasion; mas que ya el único medio era, ó mi correspondencia ó la muerte. En tal estremo le contesté que mirase por sí misma, que el afecto no se manda, y la pedia renunciase á su proyecto.

Luis.

¡Qué crueldad!

FERMIN.

Luis, yo á nadie

solo por lástima quiero. Mas escucha el fin del lance.

ADELA.

Podrá darse hombre mas necio! (Ap.)

FERMIN.

Al cabo de algunos dias supe que del sentimiento estaba enferma y muy grave; por mas que hicieron remedios, por mas que de Mompeller cuatro doctores trajeron; en fin, por mas que gastaron al cabo de mes y medio murió la pobre.

Luis.

: Murió!

DOÑA MARÍA.

: Hombre!

ADELA.

¡ Mas cómo?

FERMIN.

Muriendo.

ADELA.

Mire usted no fuera engaño.

(33)

FERMIN. Si yo mismo vi el entierro. Luis.

Digote Fermin, que en Francia tienen un modo estupendo de querer.

FERMIN.

En todo el norte

suelen morirse de celos ó de amor, con la frecuencia que por acá morir vemos todos los dias de asma. calentura, ó mal de pecho. Allí una muger se ahorca ó se atraca de veneno con la frescura del mundo por lo que aquí importa un bledo. ¿Cada dia no nos cuentan los papeles estrangeros cien mil tragedias de amor? ¿Por ventura no sabemos que en el Tamesis y el Sena se encuentran cada momento cadáveres á montones, víctimas de su despecho?

ADELA.

Ay Fermin, no siga usted

que me da horror.

Luis.

Es muy cierto.

Ya que por dicha de España aun en moda no se ha puesto ahogarse en el Guadalete; y ya que gracias al cielo, suele ser nuestro amor mas y nuestra apariencia menos; no recuerdes infortunios que á todo corazon tierno deben contristar.

FERMIN.

Pues sea,

y de otra aventura hablemos. Cuando yo estuve en Moscow.....

Luis.

Jesus María, y qué lejos! FERMIN. Hombre calla.

### ESCENA VII.2

Dichos y don Judas.

D. JUDAS.

Buenos dias

señoras.

(35)

FERMIN.

Se acabó el cuento.

D. JUDAS.

Luis. (Se abrazan.)
Luis.

Tio.

D. JUDAS.

Dame un abrazo.

Luis.

Si señor, aunque sean ciento.

D. JUDAS.

¡Válgame Dios, mi Luis,

que gordo estás, y que bueno! A Dios señor don Fermin.

FERMIN.

Don Judas, servidor vuestro.

Luis.

¿Quién avisó á usted? D. Judas.

Perico,

casualmente llegó á tiempo que estaba parado enfrente del pabellon de ingenieros viendo ese buque que entra de la Habana.

FERMIN.

(Estamos frescos.) (Aparte.)

DOÑA MARÍA.

¿Ese barco...?

D. JUDAS.

Buenos pies,

fino, limpio de aparejo; ¿pero y qué? Si tiene guinda para un navío lo menos de ochenta y cuatro.

FERMIN.

(Ya escampa, (Aparte.)

nos cayó de medio á medio la lotería).

Doña María.

Don Judas, si á mí no me importa eso.

D. JUDAS.

Es que creí....

Doña María.

Mal creido.

Lo que yo saber desco es sí trae correspondencia.

D. JUDAS.

Si señora.

Doña María.

Porque espero

cartas. ¿Y cómo se llama?

D. JUDAS.

El bergantin Fariseo.

(37)

Doña María.

¡Jesus, que nombre tan raro!
D. Judas.

Como otro, ni mas ni menos.

Pues señor como decia, en el instante en que Pedro se puso á la voz, y supe de tu llegada el suceso, viré al punto por redondo, y largando el aparejo atraqué el vote á esta casa donde por dicha te veo.

Doña María.

¿Pero por qué habla usted siempre de modo que nos quedemos en ayunas?

D. JUDAS.

¿Yo señora?

¿Pues acaso es esto griego?

ADELA.

¿No lo ha de ser? Si señor; vea usted yo que me marco de ir al muelle, y del marisco ni aun sufrir el olor puedo.

D. JUDAS.

Pues muchas conozco yo de estómago tan diverso,

que en vez de agua de colonia se echan brea en el pañuelo.

ADELA.

¡Ave María!

DON JUDAS.

Lo dicho.

¿Mas dime Luis, del Puerto cuándo saliste?

Luis.

A las doce.

D. JUDAS,

¿Y por mar?

Luis.

Por mar.

D. JUDAS.

Mal hecho,

que hoy es el viage muy largo.

Luis,

Una hora,

D. JUDAS.

¡Hombre estás lelo!

Pues si es sur cuarta al sudoeste.

FERMIN.

¿Mas él que entiende de vientos? Luis.

Asi es.

(39)

D. JUDAS.

¿Y en qué demonios

has empleado tu tiempo? ¡Vaya que hoy dia en España no hay estudios de provecho! Y mucha universidad, mucho latin, mucho griego, muchisimas tonterias, y salen de sus colegios los jóvenes muy ufanos, sin saber. ¡Qué! ni por pienso, mandar una maniobra, ni arreglar un aparejo; en sin, nada de sustancia. Y porque vean no miento, sepan que no há mucho en Cádiz, tuvo valor un sugeto de ignorar que era Relinga.

Luis.

Y se quedaria tan fresco. Doña María.

Cállese por Dios, don Judas, que estoy hasta los cabellos

de la mar, de los navíos, y de oir lo que no entiendo.

D. JUDAS.

Pues doblemos esa oja.

¿Mas Adelita, qué es eso? ¿Está usted triste? ¿qué ocurre?

ADELA.

Para mí, nada de bueno.
D. Judas.

Me parece que esos ojos.....
Luis.

Diga usted mas bien luceros, que aunque hoy los nuble el dolor, no son así menos bellos.

ADELA.

Aunque la juzgo lisonja, siendo suya la agradezco.

D. JUDAS.

¿Pero por qué don Fermin está tan á sotavento de la niña? ¿Hay temporal?

FERMIN.

Mal humor.

D. JUDAS.

Entonces presto

sube el barómetro.

FERMIN.

No,

como á nadie le intereso nadie busca el complacerme, mas ello dirá. (41)

ADELA.

(¡Qué necio!) (Aparte.)

D. JUDAS.

¡Ay qué cabeza la mia!

Es verdad: abora me acuerdo de que la pobre Paulita se está yendo á pique. Y esto que acabo de preguntarle á su sobrino don Pedro.

Doña María.

X cómo sigue?

D. JUDAS.

Muy mal,

por las noticias que tengo ya tiene el práctico á bordo. Doña María, me temo que tire pieza de leva esta tarde misma.

ADELA.

Y eso

será malo. ¡No es verdad?

D. JUDAS.

¿Pues cómo puede ser bueno?

ADELA.

Es mucha pena.

D. JUDAS.

Si tal,

pero es ya casco muy viejo.
El año de ochenta y dos
la obsequiaba, un tal don Diego
que se ahogó en una flotante,
y á los dos años de esto
se casó con su marido,
el difunto don Tadeo
de Berrigori y Arratia,
que navegó mucho tiempo
en la nao de Acapulco.
Era escelente sugeto,
y como buen vizcaino
testarudo y marinero.

Doña María.

Así lo dicen, mas yo

casi nada de él me acuerdo.

D. JUDAS.

¡Cómo! ¿No recuerda usted (poco sonado fue el cuento) cuando varó en la Milagros yendo de aquí á Puerto Belo?

Doña María.

No señor.

D. JUDAS.

Todas las noches

jugábamos á los cientos en casa de un don Hilario, maestre de la Consuelos, que vivia, y por mas señas que alli murió, bien me acuerdo, medio cable de mi casa; aquí en la calle del Puerto en la acera de babor como quien va ácia paseo; y él tambien....

FERMIN.

Pero es posible

que al mismo tema volvemos treinta mil veces? Don Judas hable usted por Dios le ruego de otra cosa.

D. JUDAS.

¿Cómo qué?

FERMIN.

De noticias por ejemplo.

D. JUDAS.

¿Pues hombre, yo de qué hablo? FERMIN.

No es eso lo que yo quiero.

¿Qué nos cuentan las gacetas? ¿Los papeles estrangeros que opinan? ¿Qué hay de los turcos?

D. JUDAS.

Yo hace dias que no leo

sino el parte de la torre, y como allí no habla de eso vengo solo á sacar de él, si hay calmazo ó viento fresco.

Doña María.

Y dusted ha viajado mucho?
D. Judas.

Así, así. Por ejemplo, no he estado en Lima, ni en Cuba, ni en Veracruz, ni tan lejos, porque nunca se ofreció; pero he ido á Rota y al Puerto y á la Carraca mil veces, con levante y con mal tiempo, que yo en esto de la mar nunca, nunca tuve miedo.

Luis.

(El tio es original). (Aparte.)
D. Judas.

¡Mas cómo se pasa el tiempo! las tres ya! ¿Vámonos? (Mirando el relox.)

Luis. Vamos.

D. Judas.

Sí, que ya es hora que levemos el ancla. (Se levantan.)

(45)

Doña María.

Si ustedes gustan....

D. JUDAS.

Por mi parte lo agradezco. Luis.

Nosotros tambien.

FERMIN (á Adela á media voz.)

Adela.

sepa usted que no estoy hecho á esperar á nadie.

ADELA.

¿Y cómo

pude yo remediar eso?

D. JUDAS.

Vamos Fermin

FERMIN.

Si señor.

Luis.

(Demos principio al enredo). (Ap.) Quisiera hablar con usted. (A Adela.) ¡Será esta tarde buen tiempo?

ADELA.

Juzgo que sí. (A Luis.)
D. Judas.

Hasta la noche.

FERMIN.

Señoras.....

(46)

Luis.

A los pies vuestros.

Luisito que usted descanse.

A Dios Fermin.

ADELA.

Hasta luego.

## ESCENA VIII.a

Doña María y Adela.

Doña María.

¡Qué formal es este Luis ¡Qué juicio! ¡Qué buen talento!

ADELA.

Si señora, cada dia

es mas amable.

Doña María.

Y qué bello

corazon! ¡y qué caudal!
¡Qué mayorazgo tan bueno!
Vaya, cualquier madre en Cádiz
le tomará para yerno
á dos manos.

ADELA.

Ya se vé.

#### Doña María.

Y como hoy dia está el tiempo que con tantos camastrones no hay novios para un remedio. En fin, tú ya estás segura de casarte, y sea luego lo que Dios quiera. El asunto hecho está; pero confieso que tengo tan poca fe aun en las cosas que veo y toco, que no es posible confie en gentes de lejos. El podrá ser buen muchacho. Podrá ser rico; mas esto de no ver yo lo que tiene es un gran desasosiego. Y despues como en mi vida he estado por tierra adentro, solo sé contar talegas, no aranzadas ni viñedos. ¿ Ni qué puedo entender yo del cortijo, del apero, del olivar, de las reses, y otras mil cosas? ; Y luego quién resiste con paciencia á su lado un llanto eterno? Lloran, cuando llueve mucho.

Lloran si está el tiempo seco, y se quejan del gorgojo, y se lastiman del muermo. Ademas, entre estas gentes, se está siempre con el credo, como dicen, en la boca; pues cuando se espera mezes el granizo ó la langosta le dejan al novio en cueros.

ADELA.

Es verdad, mamá, y despues que aun ignoramos su genio, ni cómo piensa, si es hábil, si es tonto, bonito ó feo.

En fin, estamos á ciegas todavia.

Doña María.

Pues por eso

quisiera yo que si acaso se presentase un sugeto que nos tuviese mas cuenta..... Es decir, que fuera bueno dejar que ruede la bola mas, sin descubrir el cuerpo. Ya ves tú. ¿Yo qué interés pudiera tener en ello sino tu felicidad?

(49)

¡Con qué gusto, por ejemplo, viera yo á tu lado un joven como Luis! ¿y qué sabemos? él es hombre, y es seguro que los novios se hacen de ellos.

ADELA. Mas tal vez no piensa en mí.

# Dona Maria.

Podrá ser: pero yo tengo acá mi sospecha, y juzgo que acaso no está muy lejos de caer. En todo trance y á mal dar, siempre tenemos el recurso del de allá, que aunque sea un majadero al fin se casa.

ADELA.

Seguro.

Doña Maria. Ese es el item del pleito.

Fermin creí yo algun dia que valiera para yerno; pero es tan vano el muchacho, tan presumido en estremo, que a falta de otro mejor solamente fuera bueno.

(50)

ADELA.

Si señora, es muy preciado

de sí mismo.

Doña Maria.

Pues, volviendo

á Luis, sabes que fuera un brillante casamiento para cualquiera muchacha. Su casa es de caballeros, de sangre azul, es maestrante, y por el lado materno tiene una vara en Osuna. Mas no pretendo por esto que el ser noble sea lo mas, y el ser rico sea lo menos, antes bien, para escoger, á lo segundo me atengo, que ni nadie aplaca el hambre con lo que comió su abuelo, ni nunca una ejecutoria dió caldo á ningun puchero.

ADELA.
Pero aquí hay de todo.

Doña Maria.

Sí,

en eso mismo convengo; él tiene sus posesiones, y aunque hoy, con los malos tiempos, anda el oro por las nubes y la gente por los suelos, su caudal está muy sano, ni hay deudas, ni tiene pleitos, ni goteras en sus casas, ni ha tomado un real á premio; paga sus contribuciones y satisface los censos, y despues.....

ADELA:

¿Pero mamá,

de dónde sabe usted eso?

Doña Maria.

Toma, de que lo pregunto.

ADELA.

d Mas señora, y con qué objeto? Doña Maria.

Con varios. Primeramente, por el gusto de saberlo, que en ser curiosa, no hago mas que demostrar mi sexo: y despues porque interesa conocer bien el terreno que se pisa, y esto siempre hace mucho al caso. Tengo una hija: los partidos

ni son muchos, ni son buenos: hay maulas en abundancia, hay muchísimo embustero, y no es un moco de pavo el casarse. Este es el cuento. Porque hay mucha diferencia de andar, como dice el pueblo, siempre á la cuarta pregunta; á gastar lujo, aderezos, palco, trages, figurines, en fin, á tener dinero, que es quien hace el caldo gordo. y es moda de todo tiempo. Aquesto es lo que interesa, y de figura no hablemos, porque hija, el no tener, al mismo Apolo hace feo.

### ESCENA IX.ª

Dichas é Inés.

INÉS.

Señoras, si ustedes gustan.

Ya está la sopa.

Doña Maria.

Me alegro;

porque con la enfermedad

llevo una vida de perres: vean ustedes, hoy es martes y aun no he empezado el correo.

ADELA.

Cualquiera que á usted la oyese juzgara, con fundamento, que era acaso algun ministro.

Doña Maria.

Pues son cuatro letras; pero como tengo ya mal pulso, hago letrones tan feos, que en entender lo que escribo se me va lo mas del tiempo.

Ya hasta despues de la siesta ¿quién ha de escribir? Por eso me llamarás hoy temprano.
¿Entiendes, Inés?

Inés.

Entiendo.

Doña Maria. Vamos, niña. (Vase.)

ESCENA X.a

Adela é Inês.

ADELA.

Oye. Despues

tengo que hablarte en secreto sobre un asunto.

Inés.

d Hay acaso

en campaña moro nuevo?

ADELA.

Juzgo que sí.

Inés.

¿Pues, y el otro?

ADELA.

Para todo hay su remedio

en este mundo. A la tarde te instruiré de mi proyecto, y contando con tu auxilio, grandes cosas me prometo.

Inés.

Cuente usted conmigo siempre, que soy criada, y con esto digo todo.

ADELA.

Está entendido.

¿Vamos?

(Vase.)

Inés.

Vamos. (¡Cuánto enredo!)

(No sé quienes son peores, si son ellas ó son ellos.)-



# ACTO SEGUNDO.

### ESCENA PRIMERA.

Adela é Inés.

ADELA.

¿Inés, aun duerme mamá? Inés.

Señorita, la he llamado pero no se ha levantado,

ADELA.

Pues entonces tardará

en venir. Sabes que hoy tiene correo, que en ella es obra, y así habrá tiempo de sobra para hablar lo que conviene. En fin, con ansia deseo hacerte una confianza.

Inés.

Hágala usted sin tardanza, que yo sé cual es mi empleo

en estas cosas de amores, y á Dios gracias, hasta aquí sabe usted bien que cumplí con mis deberes,

ADELA.

Favores

que me forzarán, Inés, á espresarme sin disfraz, aunque no fueses capaz de ayudarme. Oyeme pues. Dificil fuera en verdad que pudiese mi esperiencia trocar de amor la apariencia con la pura realidad. Así juzgo no me engaño en una nueva conquista que hoy dia tengo á la vista.

Inés.

:Señorita!

ADELA.

¿Y es estraño?

Inés.

¿Mas quién?

ADELA.

Luis.

Inés.

Para bien sea.

(57)

ADELA.

Es amable, es instruido,

buen amante y buen partido.

Inés.

Yo tengo diversa idea,

y en los negocios de amor quiero, mas que un sabio, un tonto; porque la pega mas pronto el que parece mejor.

ADELA.

Aquesa Inés es patraña

que á una muger no disculpa, pues echa al hombre la culpa , cuando á sí propia se engaña. Tema en buen hora la necia la ficcion que en hombres cabe, mas la que su idioma sabe los escucha y los desprecia. Finjase un amante, esclavo; vano será su mentir, que aunque ellos saben fingir, no es ese leon tan bravo. Y no merece aun el nombre de muger, ni tal se crea, la que en el mundo se vea engañada por un hombre. Dionos la naturaleza

mil dones en esta parte, gracias, atractivos, arte. el talento y la belleza. Dionos la aparente infancia que nuestro imperio asegura, y en el amor, la ternura á la par que la inconstancia; nos dió impune libertad de castigar, sin ofensa, y puso nuestra defensa en nuestra debilidad. Y queriendo á tal poder dar por fin su complemento. nos dió tambien fingimiento, primer don de la muger. Con las armas que te muestro de esos tontos no te asombres.

Inés.

Pero no todos los hombres se dejan llevar del diestro. Algunos conozco yo que no los puede domar ni el diablo.

ADELA.

Es particular:

sin duda poco aprendió su dama; pues el amante mas altivo, y de manías mas raras, en pocos dias se hace mas blando que un guante.

Inés.

¿Mas cómo?

ADELA.

Muy facilmente.

Muestre al verse pretendida cierta timidez fingida, cierta modestia aparente. Hable poco, que es muy sabio el silencio en la muger, y para darse á entender donde hay ojos sobra el labio. Su mirar lánguido, amante, consulte con el espejo. y en él hallará consejo para hacerse interesante. Ceda pronto, sin temor de atraerse sus desprecios; pues son los hombres tan necios, tan vanos, que ven amor donde no ven repugnancia, y en sus castillos al aire, á veces, hasta un desaire lo convierten en sustancia. Así finja sin cuidado,

segura de ser creida. una aficion decidida. un amor desatinado: pues aunque cualquiera estraña pasion que tan presto llega, el amor propio los ciega, y el orgullo los engaña. Finja salud quebrantada, que es bueno en toda ocasion tener siempre á prevencion una enfermedad guardada. Ni jamas una muger por aqueste estremo peca. antes bien una jaqueca suele milagros hacer. No se muestre á su amador con aire desaliñado, pues el corsé y el peinado son alimentos de amor; y si á interesar aspira, no olvide es cosa probada que ni aun la verdad agrada sino parece mentira. En fin, cuando entre en su idea mudar de objeto y de plan, no cuide del que dirán, antes bien el modo vea

de dar al asunto un corte,
y al presentarse un segundo,
con la frescura del mundo
se da al otro pasaporte.
Con estos datos presentes
podrás numerar sin penas
las conquistas por docenas,
por cientos los pretendientes:
y dejemos que hable el necio
y que coquetas nos llame;
pues por mas que al cielo clame
solo halla mofa y desprecio.
Esta es mi opinion, Inés,
y con ella bien me va.

Inés.

Señorita, así será; mas ¿y si ocurre despues no poder en la ocasion mostrar esa maestria?

ADELA.

¿Pues qué muger en el dia no finge una convulsion? ¿Quién de colores no muda cuando el caso lo requiere? ¿Quién no llora cuando quiere? Y en fin, ¿quién de un arte duda que tantos triunsos osrece á la que sabe fingir?

Inés.

Yo no dudo: esto es decir

solo lo que me parece.
Pero sepamos en fin
ese plan que usted idea.
¿Engañar á ambos desea,
ó dejar á don Fermin?

ADELA.

Hasta ahora solo quiero,

si Luis me ofrece su fe,
dar á sus proyectos pie
por varias causas. Primero,
por vengar mi propio ultrage,
y dando á ese tonto celos,
que ponga el grito en los cielos
de vergüenza y de corage.
Y despues porque hace dias
que sigo este galantéo,
y á fe mia ya deseo
dar al diablo las manías
de aqueste fatuo importuno.
A mas que prestigio y fama
pierde en el mundo una dama
si la ven un mes con uno.

Inés.

Un mes! ¡Vaya! Dame risa.

¿Y es tanto tiempo?

ADELA.

No hay duda.

En el dia Inés se muda de amor como de camisa.

Inés.

¿Y usted le amará? Adela.

¡Quién! ¡Yo!

Ni amé ni amar nunca espero; pues aunque finjo que quiero, lo que es querer, eso nó. Busque amorosa cadena la necia ó la confiada: mientras yo que escarmentada estoy en cabeza agena los detesto.

Inés.

Guarda Pablo!

ADELA.

Nada he dicho que te asombre. Inés.

¿Pero por qué?

ADELA.

Porque un hombre

es, en miniatura un diablo. Esa aparente virtud, esa honradez que pretende, son redes que astuto tiende á la incauta juventud. No escrupuliza el malvado de engañar y de fingir, pues entre ellos el mentir ni aun se tiene por pecado, y como tambien hoy dia en el cariño hay sus modas, el no enamorar á todas lo juzgan descortesía.

Inés.

¿Mas no hay muchos que dan palo y se casan?

ADELA.

En amor

casarse no es lo mejor, solo sí es lo menos malo. Quien el matrimonio abraza, prepare resignacion, no sea que por melon se encuentre con calabaza.

Inés.

Pues volviendo al nuevo amante, á don Luis, saber desco que he de hacer, cual es mi empleo. (65)

ADELA.

A eso voy. Oye un instante.

Puesto que en la misma casa
viven los tres, he juzgado
que Perico, ese criado
de don Judas, cuanto pasa
ha de saber, y conviene
ponérle de nuestra parte
con el disimulo y arte
propios de quien naguas tiene.
Sonsácale, mas de modo

INÉS.

que nada llegue á entender.

Tal encargo á una muger es ocioso. Quedo en todo, pues, aunque gran marrullero, es criado, y como tal en tratando de hablar mal que se desemboce insiero.

Was suspendamos la junta (Mira á la que es don Luis.

puerta).

ADELA.

Ya lo sé.

INÉS.

¿Señorita, y yo qué haré?

¿Me voy?

ADELA.

¿ Pues quién tal pregunta? (Vase Inés).

### ESCENA II.a

Adela y Luis. (Sientase Adela).

Luis.

Adela á los pies de usted. ¿Cómo vá? ¿se han serenado ya esos ojos?

ADELA.

No señor.

Luis.

Mas el afligirse tanto

repare es perjudicial á su salud.

ADELA.

Ni un bocado

he podido probar hoy. Hasta el agua me hace daño en teniendo yo un pesar.

Luis.

¿Por qué no se acuesta un rato y duerme?

ADELA.

Tal pretendí;

pero no pude lograrlo

(67)

por mas que hice. En este mundo á nadie faltan cuidados, y mas á quien por desgracia, es sensible.

Luis.

(Para el diablo,

que se fiara de tí). (Aparte). Yo juzgo muy al contrario incomparable fortuna, poseer en alto grado aquese don, que del bruto distingue al género humano. Si en la sensibilidad tal vez pesares hallamos, si ella de nuestras pasiones es el poderoso lazo; tambien por ella existimos, tambien por ella gozamos, y en fin, sin ella el amor fuera solo un nombre vano.

ADELA.

Ah!

Luis.

¡Qué es esto! ¿Usted suspira al nombre de amor? ¿Acaso conoció usted su poder? ¡Ay bella Adelita! Cuantos

recelos ese suspiro, despierta en mí. Mas si un lazo anterior vuestra alma liga: si su corazon mas grato fue á la llama de otro amante: no lo ignore yo. Abrumado de pesares, de tristezas, aun puede tal vez la mano del tiempo y la reflexion curar la llaga, que el dardo del amor abrió en mi pecho; mas si cediendo al encanto de tantas gracias, vo mismo doy alimento á mi daño: si una esperanza fomento de bienes imaginarios que solo fingen los sueños de una pasion ¡cuán en vano arrancar querré algun dia de mi corazon, el caro objeto de mis suspiros! ¡Oué momentos tan amargos envenenarán mi vida! Cuántos pesares! ¡Y en tanto otro mas feliz disfruta de ese cariño! ¡Y yo acaso podré verlo sin morir!

(69)

ADELA.

¡Ay Dios, Luis!¡Qué alterado está usted!¡Pero yo..... cómo! ¿Será posible?

Luis.

Si. En vano

tan doloroso secreto quiere ya ocultar mi labio. Harto disimular pudo. Harto tiempo mis quebrantos, mis celos, mis sinsabores supe devorar callando. Sí adorable y bella Adela, no lo dude usted, yo la amo, y este amor, que eternamente debiera estar encerrado dentro de mí, ya en su furia rompió del deber los lazos. No ignero los compromisos que la ligan á un cercano pariente, y por consecuencia sé que amándola á usted falto á mis deberes; he aquí de este silencio que estraño puede parecer la causa. Mas fuego mal apagado basta á encenderle una chispa. Así fue en efecto; el rayo que vuestros divinos ojos hoy á mi pecho lanzaron me hizo ver que amor y celos reprimirlos es en vano.

Usted tan solo, á mí mismo me volverá, un desengaño sea á mis males remedio cruel, pero necesario.
¿Ni aun de tal favor soy digno? (Silencio) ¿Cuál mi falta fue?

### ADELA.

¡Ah! Si en algo

aprecia usted con efecto
á esta Adela, no el quebranto,
no el pesar, con sus palabras
siembre en su pecho angustiado.
No, sin oir, la condene;
y pues este involuntario
accidente, de mi afecto
os dió ya indicios tan claros,
oiga usted todo. Mas antes
le exijo como hombre honrado
y caballero el secreto
de esta confianza.

Luis.

i Acaso

pudiera negarme á ello? Sí, hermosa jóven, por cuanto mas en este mundo aprecio os prometo que guardado siempre estará.

ADELA.

Bien lo creo.

(Ya cayó este pez, finjamos). (Aparte.)

(Para ser la vez primera no miento de lo mas malo). (Aparte.)

ADELA.

En vano los grillos

de la autoridad
á un amante pecho
quieren sujetar.
En vano lo intentan,
que la voluntad
cuanto mas ligada
mas se muestra audaz.
Ni halagos, ni iras
consiguen jamas
que ceda ó que tiemble
la que sabe amar.
Aquesto os recuerdo
porque, si en mi mal,
á un forzado lazo

consentí, no habrá poder en la tierra que un nudo fatal ' hoy aborrecido, me fuerce á aceptar. ¿Ni cómo dar puedo un alma que ya es de quien la supo mejor conquistar? Bien sé que una dama no debe mostrar su inocente afecto, su amoroso afan: mas cuando á mi cuello se acerca el dogal que á eterno martirio me ha de sujetar, de vanos respetos no es el tiempo ya. Perdonad si acaso fui ingénua demas, pues cuando mis penas os llego á fiar ni sé si hago bien ni sé si hago mal.

Luis.
¿Con qué no es amado?

(73)

ADELA.

No, ni lo scrá

Luis, yo os lo aseguro. En mi confiad pues yo en vos confio; la tranquilidad vuelva á nuestro pecho, y..... ¿Qué quereis mas?

Luis.

¿Me engañais, mi Adela?

ADELA.

¿Podeis aun dudar?

Luis.

Si, que siempre duda

quien ama.

ADELA.

Es verdad,

mas ahora no hay causa.

Luis.

¿Y en fin, osará

prometerse el alma
remedio á su mal?
¿O tal vez (¡qué dicha!)
al fuego voraz
que mi pecho abrasa
no insensible es ya
mi adorada Adela?

¿ Qué decis? Hablad.

ADELA.

¿No hablaron mis ojos? ¿A qué exigir mas?

Luis.

¿Seré pues dichoso?

Sí, que pues callar

el alma no supo, en vano será que reuse el labio descubrir mi mal.

Luis.

¿Y me amaréis siempre? ADELA.

Eterno será

mi afecto.

Luis.

¿De veras?

ADELA.

No engañé jamas.

# ESCENA III.2

Dichos y Fermin.

FERMIN.
¡Caramba! ¡Qué es lo que veo! (Ap.
sorprendido.)

ADELA.

Don Fermin ....

FERMIN.

¡Valgame Dios! [ (Aparte.)

ADELA.

¿Si habrá oido....? (A Luis.)

Luis.

¿No lo creo? (A Adela.)

ADELA.

¿Qué teneis, saber deseo? (A Fermin.)

FERMIN.

(Y estaban solos los dos.) (Ap.)

Luis.

¿Estás mudo?

ADELA.

(Ya dió lumbre.) (Ap.)

FERMIN.

Me duele algo la cabeza.

ADELA.

¿Es alguna pesadumbre?

FERMIN.

Jamas tuve por costumbre ar mérito á una simpleza.

ADELA.

¿A una simpleza?

FERMIN.

Sí, á fe.

(76)

ADELA.

Dificil es lo comprenda.

Luis.

(Que está picado se ve.) (Ap.)

FERMIN.

Pues lo que me dijo sé, y entiéndame quien me entienda.

ADELA.

Vamos, en lo impertinente bien se echa de ver su mal; pero advierta que es prudente no tomar mucho relente; porque el tiempo está fatal.

FERMIN.

¿Es consejo?

ADELA.

No, conseja.

FERMIN.

Ya pasé yo de esa edad.

Luis.

(De divertirme no deja.)

#### ADELA.

Nunca una persona es vie para escuchar la verdad. ¿En fin, qué es lo que ha pasado? ¿No logró usted sus descos? (77)

FERMIN.

Jamas me ví despreciado.

ADELA.

¿O acaso ha resucitado la que se murió en Burdeos?

FERMIN.

Eso es mi veracidad

poner en duda.

ADELA.

No alcanza

á tanto mi necedad; mas juzgué que la amistad es disculpa de una chanza.

## ESCENA IV.a

Dichos y doña María.

Doña Maria.

Señores.....

Luis.

A vuestros pies

señora.

FERMIN.

Lo mismo digo.

Doña Maria.

¡Ola! ¿Don Luis, qué es esto?

¿Cómo tan favorecidos

nos tiene usted?

Luis.

Al contrario,

yo soy quien me juzgo indigno de los favores que siempre me dispensó su cariño.

Doña Maria.

Bien sabe usted que le quiero como si fuese hijo mio.

Luis.

Mil gracias.

FERMIN.

(Miren tambien-

la buena señora.)

(Aparte.)

Doña Maria.

Amigo,

las noticias de mi enferma son fatales: ahora mismo me han enviado á decir que la dan sudores frios, y unos dolores de flato que la tienen en un grito.

Luis.

¡Pobre señora!

Doña Maria.

Y que un mal

es siempre mucho estravio

para una casa. Parece que no es nada el sinapismo, la cataplasma, el reparo con la triaca y el vino, y el puchero que se rompe; pues siempre hace desavio, aunque lo haya, sin contar la muger siempre al lebrillo para aquello que se empuerca, y la ayuda, y ..... Pues no digo nada de las medicinas. No pondero, mas sí afirmo que en la tal enfermedad se han gastado, y no me admiro, mas pesos en el ruibarbo que minutos tiene un siglo.

Luis.

Jesus señora!

Doña Maria.

Si es mucho

lo que ha tomado ese pico.

FERMIN.

(¡Que charlar!)

Doña Maria.

Vamos Adela,

aviate, que es preciso r allá al momento.

ADELA.

Voy.

Doña Maria.

No te mudes de vestido,

sino ponte la mantilla de cualquier modo.

ADELA.

Y los rizos

he de arreglarlos?

Doña Maria.

¿A qué?

ADELA.

Como estan ya tan caidos.

Doña Maria.

Para la gente que habrá.

Oye, di á Inés, que yo digo (va y vuelque venga acá. ve Adela.)

ADELA.

Está muy bien.

Doña Maria.

Ah, dí tambien ..... (Ad. va y vuelve.)

ADELA.

¿Qué?

Doña Maria.

De frio

yo no sé como estaremos.

(81)

ADELA.

Ni yo.

Doña María.

Y luego paso el signo

con la tirantez de cuerdas si á la vuelta no me abrigo. ¿Llevaré la papalina ó el pañolon de merino?

ADELA.

Lo que usted guste. Doña María.

Pues bien,

entonces di....

ADELA.

¿Y bien que digo? Doña María.

¿Que sé yo?

FERMIN.

(¡Qué pesadez!) (Ap.) Doña María.

Lo que quieras, ya está dicho. FERMIN.

(Quien pudiera echarte encima una rueda de molino.) (Aparte.)

#### ESCENA V.

Dichos menos Adela.

Doña María.

Es mucha alhaja esta niña, ¡Qué alma tan bella! ¡Y qué lindo corazon! Bien sabe Dios que lloro como un chiquillo cuando pienso que algun dia tal vez deje el lado mio.
En fin, lo que yo deseo es que encuentre un buen marido como ella, por ejemplo, que él será feliz. ¿No digo bien?

Luis.

¿Quién lo duda? Adelita es un ángel, un hechizo.

Doña María.

Yo aunque al fin es cosa propia, y me está mal el decirlo, con usted nada aventuro, es jóven de mucho juicio y será muy buena esposa.
Bien sé que no es gran partido porque es pobre; mas quien piensa como debe, en su cariño

busca solo la virtud. ¿No es esto verdad?

Luis.

Lo mismo

juzgo yo, ni mas ni menos.

FERMIN.

(¡Vaya, que estoy divertido! ¡Que culebra es la mamá!) (Ap.)

Doña María.

Justamente es lo que digo yo. Aun cuando por otra parte, tambien hay mérito mio.
Yo le dí una educacion como dan á pocos hijos sus padres. Ella de lenguas, ella de cortar vestidos, pone la pluma muy bien, ella peinar, hacer rizos, y tambien alguna cosa de pespunte y dobladillo, porque quise que hasta de eso aprendiera. Es el avio de cualquiera casa.

FERMIN.

¡Oh! para eso en Francia; allí hasta los niños de ocho y de diez años saben

mas que aquí á los veinte y cinco. Pero; pues se habla de damas. ¡Qué educacion! ¡Qué distintos talentos de los de acá! Eso es público y sabido. Muger hay allí á los quince que ha compuesto siete libros de novelas, que es su fuerte: y no que aquí, un sobrescrito apenas saben poner, ó una carta de amorios llena de muchos chapones, letras á saltos y brincos, sin chispa de ortografía, con los renglones torcidos. y una sarta de dislates que, vaya, si yo me admiro como hay tonto que las lea. Así me dan tal fastidio. Pero, volviendo al asunto. á la prueba me remito de mí propio. Yo llegué á París, hecho un borrico, como crian tierra adentro, los mas de los señoritos: mi capa, mi calañés, la chamarra, el cigarrillo,

el aparejo de campo y apestando á ajos y á vino; y en trece meses que estuve largué la cascara, amigo, de tal modo, que aun por fuera ya ves si huelo á cortijo. Es verdad que nunca quise meterme en los laberintos de academias y liceos, porque esos son muchos lios; pero aunque yo, por ejemplo, física no haya aprendido sé bailar el rigodon.

Luis.

Que para el caso es lo mismo. FERMIN.

Lo es, en cuanto al aprender. Y á mas tengo aquel bañito que....

ESCENA VI.ª

Dichos Adela é Inés (con el pañolon.)

vamos.

ADELA. Mamá, cuando usted guste

Inés. Señora, me han dicho que usted me llamaba.

Doña María.

Sí.

Ve luego al tocador mio, y en el cajon, de esta mano encontrarás un frasquito de agua de olor, no hagas caso, pero en aquel lado mismo ácia el rincon, junto al peine, está la carta que he escrito esta tarde. Haz que la lleven al correo. ¿Lo has oido?

Inés.

Si señora.

Doña María.

¿Con que estás?

Si señora.

Doña María.

Oye. Y si el tio

de don Luis viene (don Judas)
le dirás que hemos salido
con precision, y que así
por hoy, perdone el tresillo.
¿Lo entiendes?

Inés. Si señora. (87)

Doña María. Cuidado que no haya olvido. Luis.

Señoras, si ustedes gustan

iremos favorecidos con su compañía.

Doña María.

Sí,

con gran placer lo admitimos. (Fermin va á dar el brazo á Ad.)

Fermin, deme usted el brazo, porque estos callos malditos me matan.

FERMIN.

¡Yo...! Bien señora. (Le da el brazo.) Luis.

Pues la suerte lo ha querido, tendré el honor. (A Adela.)

ADELA.

Soy la honrada. (Le da el brazo.)

Luis.

Mil gracias.

FERMIN.

(Pues es bonito

el papel que voy haciendo. (Ap.)
Por vida de....)

(88)

Doña María.

Inés, repito

que no abras á nadie.

Inés.

Bien.

Doña María.

Si llaman, por el postigo

pregunta quien es.

Inés.

Ya estoy.

(Jesus, y que tabardillo.) (Ap.)

(¡Yo con madres, santos cielos!) (Ap.)
Doña María.

Con que á Dios. Lo dicho, dicho. (Vanse.)

Inés.

Bien lo entiendo

# ESCENA VII.ª

Inés.

Pucs, señor,

veremos del laberinto quien sale. Mi señorita gusta tanto de esos lios de amores, que ciertamente

ha de ser hombre corrido quien le ponga la ceniza en la frente. Yo me admiro de ver que hay hombres tan necios, tan fatuos, que cuando han visto tanto desengaño ageno se presten á que lo mismo les suceda, ya se ve, ese orgullo es tan maldito. ¿Pero quién me mete á mí en eso? ¿Qué beneficio me puede á mi resultar de que quien no es novio mio sea bueno, ó sea malo, sea tonto ó advertido, tenga dinero ó no tenga? Pues si nada gano, digo que en nada quiero mezclarme. Gracias á Dios, nunca he sido curiosa, aunque soy muger, ni se me da tres cominos de lo que hacen los demas; y así aunque venga Perico no le abriré, y de este modo me ahorro de enredos. ¿No he dicho bien? Ya se ve, que en la renta del escusado es delirio

meterse. ¿Pero quién llama? (Llaman.) ¿Será Pedro? Pues, el mismo. (Se aso-¿ Le abriré ó no le abriré?.... ma.) ¡Qué tentacion!.... Y ya há un siglo que no me cuenta los chismes de su casa y los vecinos..... Es verdad que no me importan; mas saber no ocupa sitio..... y luego mi señorita me encargó tanto... Hase visto (Llaman.) prisa tal..... Yo voy á abrir y echense á la mar pelillos. (Va á abrir.)

## ESCENA VIII.ª

Inés y Pedro.

PEDRO.

¡Jesus muger! ¿dónde estabas que me tienes hace un siglo echando la puerta abajo?

Inés.

Los criados han nacido

para esperar.

PEDRO.

Ciertamente;

y no fuera bien visto que una dama como tú abandonase el lebrillo ó la sarten, para abrir á los que llaman ¿No digo bien?

Inés.

Y tambien. Mas no creas

que es todo oro, Perico,
lo que en el mundo reluce.
Por ejemplo, ambos servimos,
que parece condicion
perversa, y aunque no digo
yo que es buena, no es mejor
la de muchos que podridos
estan de pesos. No falta
el pan, estamos vestidos,
gozamos la confianza
de uno y otro señorito,
y sabemos sus secretos,
y somos sus.....

PEDRO.

Desatinos.

¿Soy yo acaso como tú?

Inés.

Vamos, Pedro, que conmigo es en vano hacerse pieza. Deja esos escrupulillos, que entre gentes cual nosotros

(92)

no deben ser permitidos, y cuentame de tu casa la novedad. ¿A qué ha sido el no esperado viage á esta ciudad del sobrino de tu amo?

PEDRO.

¿Y yo qué sé? Inés.

¿No lo has de saber?

PEDRO.
Te digo, (Dudando.)

que....

Inés.

Vaya deja simplezas.

¿Acaso tienes motivo de desconfiar de mí?

PEDRO.

Yo no, mas luego.....
INÉS.

(Ya es mio). (Aparte.)

PEDRO.

Como que hasta las paredes á veces tienen oidos.....

Inés.

No temas.

(93)

PEDRO.

¿Estamos solos? (Registrando.)
INÉS.

¿Tambien esa? Sí, Perico.

Habla por Dios ó rebiento.

PEDRO.

Ya tú sabes que ha venido (Con mistemi amo.

Inés.

Lo sé. Adelante.

PEDRO.

Y, ó me engaño, ó el motivo de su viage, es asunto de grande entidad.

Inés.

Lo mismo

pienso yo, ni mas ni menos.

PEDRO.

Pues.

Inés.

¿Pero cuál? Vamos, dilo. PEDRO.

Eso es lo que yo no sé.

Inés.

Pues hombre estamos lucidos. PEDRO.

De modo es y de manera

que si hoy no lo sé; no asirmo yo que masiana....

INÉS.

Pues eso

es lo que importa. Advertido ya de todo, será facil aprovechar un descuido de don Luis. Un criado de confianza; á su arbitrio tiene las llaves del amo, y en haciéndole un registro, y en levendo cuatro cartas, cátate al punto instruido de todo. ¡No será mengua que un hombre á quien los colmillos le han salido en la cocina, que es en este mundo el sitio donde mas se aprende, ignore lo que piensa el señorito? vaya que fuera vergüenza. Así mira que confio en tu maña, y si ocurriere algo de nuevo, el aviso me darás al punto.

PEDRO.

El caso

es que don Luis ha traido

otro criado de allá.

Inés.

¿Y qué tal?

PEDRO.

El mas ladino

que ha salido de Madrid.

Inés.

La manzanilla y el tinto contra empacho de secretos son el mejor vomitivo.

PEDRO.

Como uno no está enterado en si allá.....

Inés.

¡Qué desatino!

Si en Madrid con Valdepeñas suelen despechar los niños.

PEDRO.

Entonces voy á buscarle. Inés.

Pues á la taberna y chito que aquesto interesa. ¿Entiendes?

PEDRO.

Entiendo. (Cumplí mi oficio. Ahora á dar cuenta á don Luis) (Ap.) Con que á Dios.

(96)

Inés.

A Dios Perico.

PEDRO.

¡Jesus! Ya se me olvidaba. (Va y vuel-Me encargó mi amo (el tio) ve.) viniese á saber si salen tus señoras.

Inés.

Bien lo has visto,

salieron ya. ¿Y á qué viene esa pregunta?

PEDRO.

Imagino

será para no venir si esta noche no hay tresillo.

Inés.

Es verdad.

PEDRO.

Pues hazte cuenta

que me iba ya sin decirlo, cuando esto solo me trajo aquí.

INES.

¿Sabes que es bonito

tu modo de hacer encargos? Si así cumples con los mios dígote Pedro.... (97)

PEDRO.

Eso no.

Bien sabes tú que contigo nunca me faltó memoria.

Inés.

¿Y voluntad?

PEDRO.

No lo afirmo.

Inés.

Jesus que poco galan! PEDRO.

¿Pues el mentir no es delito? Inés.

Con quien tiene naguas, no.

PEDRO.

Me alegro haberlo sabido. En fin, yo prometo verte bastante pronto.

Inés.

Confio?

PEDRO.

Por la fe de caballero.

Inés.

No me hace gran fuerza, amigo, que los plebeyos no tienen mas fe que la de bautismo.

(98)

PEDRO.

Paes yo te juro.....

INÉS.

Tampoco

los juramentos admito que saben jurar en falso hoy dia, hasta los chiquillos.

PEDRO.

Por el abna de mi abuela.....
INÉS.

Hombre, calla, no seas niño. Le dirás verdad á un muerto cuando engañas á los vivos? En fin, no pierdas mas tiempo, que harto quizá hemos perdido en charlar.

PEDRO.

Sí eres muger.

Inés.

Tú criado que es lo mismo.

¿Con qué hasta luego?

PEDRO.

Hasta luego. (Vase.)

Inés.

(A Dios propósitos mios.) (Ap.)

# ACTO TERCERO.

## ESCENA PRIMERA.

Don Judas y don Luis, éste leyendo una carta.

#### D. JUDAS.

¿Y bien? ya estamos aquí. ¿Se podrá saber la causa de haberme con tanta prisa traido de la muralla á hora tan intempestiva? Luis.

¿Pues las diez de la mañana es hora acaso.....?

D. JUDAS.

Sí tal,

para venir á una casa agena..... Y precisamente cuando don Bruno Zabala, sobrecargo de la Cármen, á leernos empezaba

(100)

el reglamento propuesto del puerto franco. A Dios gracias veremos esa bahía con cara de gente. ¡Calla! ¿Pero tú no atiendes, hombre?

Luis.

Ya usted sabe la maraña (Guarda la en que estoy metido? carta.)

D. JUDAS.

Sí;

pues me la dijiste.

Luis.

Y tanta

ha sido en esto mi dicha, que aun antes que lo esperaba, una imprudencia de Adela me ha dado el medio y la traza de darles una leccion á entrambos: leccion amarga; pero forzosa. Del uno la presuncion insensata; el coquetismo insufrible de la otra, no reclaman indulgencia en este punto. Ni me debe arredrar nada cuando evitar me propongo no menos que la desgracia

(101)

de un primo á quien amo. Así oiga usted todo.

D. JUDAS.

Ya tardas.

Luis.

Despues del paso de ayer,

paso que tan mala cara costó al fingido Fermin, viendo que mis esperanzas caminaban á su logro, juzgué que solo faltaba remachar del todo el clavo. Presto resolví: á mi casa me vuelvo, y fingiendo celos, á Adela escribo una carta, que anoche mismo por Pedro recibió. Allí le mostraba haber acaso sabido los lazos que la ligaban á Fermin, de ella me quejo, la llamo pérfida, ingrata, y lo demas que se dice en tales casos: sus gracias acuso, y de mi desdicha me lamento. Ni fue vana, ni inútil resolucion; pues esta misma mañana

(102)

recibí un billete suyo.

D. JUDAS.

¡Un billcte!

Luis.

Cosa es clara.

El buscar á Inés, tan solo me trajo aquí, que me importaba salir pronto de cuidados. Con efecto, en acechanza me la encontré ya esperando el medio de que llegára á mis manos, que fue facil sin que usted cayese en nada.

D. Judas.

Pues sobrino del demonio,

y por hacerme tú.... (¡vaya!) solo desde allá me traes hecho un galgo? No está mala la especie. Si estoy molido; como que en largando gavias y poniéndote á la via, no hay diablos que te den caza.

Luis.

Calle usted por Dios, señor, y oiga hasta el fin con cachaza.

D. JUDAS.

Callo y oigo.

(103)

Luis.

Mi intencion

ya con esto se lograba.
En su esquela por supuesto
me afirma que fue infundada
la voz de ese compromiso;
y porque no me quedara
duda, dice de Fermin
mil pestes, dos mil infamias:
le tilda de vano y tonto,
de presumido le tacha.
En fin, es tanto y tan malo
que muy mal rato le aguarda
cuando lo sepa.

D. JUDAS.

¿Y acaso

lo sabrá?

Luis.

¿Pues no? La carta

debe él mismo ver, y en ella la prueba evidente y clara de aquese amor que pondera. Mas no es prudente que vaya por mi conducto: un acaso los inconvenientes salva. Así pienso que Perico, valiéndose de su maña,

(104)

haga que el otro la vea, sin que parezca que.....

D. JUDAS.

¡Calla!

con que tambien el buen Pedro anda metido en la danza.

Luis.

Sí señor, es criado antiguo, y como tal, una alhaja para embrollos. Luego es fuerza hablarle, porque la trama sigamos todos de acuerdo.

D. JUDAS.

Que no vayamos por lana y volvamos en bandolas.

Luis.

Que, no señor.

D. JUDAS.

Dios lo haga.

Mas mira que en estos casos es precaucion necesaria llevar la escota en la mano, y si acaso el viento carga, arriar al punto el chicote, que el hacerlo en tiempo es ganga. En fin sea, pues lo quieres.

(105)

Luis.

¿Pero usted qué teme? D. Judas.

Nada.

Yo en aferrando juanetes venga mar. Mas en sustancia ¿en esto qué pito toco?

Luis.

A eso voy. Vuestra embajada tiene otro objeto. Es forzoso el que ella por sí deshaga su compromiso. Ademas conviene el darle una causa poderosa que la obligue á dejarme. Así se salva mi propia delicadeza; así mas claro resalta el carácter de la niña, y en fin, así se preparan humillantes desengaños para el que tanto fiaba de sí mismo. Todo aquesto se conseguirá.

D. JUDAS.

No es nada,

dy todo lo he de hacer yo?

(106)

Luis.

Muy facilmente: á esta sala vendrá presto la mamá. ¿No es así?

D. JUDAS.

Ya está avisada.

Luis.

Pues usted con ella á solas se quedará, y engañarla es necesario.

D. JUDAS.

¿Ahora mismo?

Luis.

Si. Hacerle una confianza fingida es golpe seguro.

D. JUDAS.

Ya caigo. ¿Con qué aquí encaja bien todo lo que ayer noche me dijiste de la falsa venida, y de los papeles, y de....?

Luis.

Pues. Mas importaba

tener la prueba en la mano antes de aventurar nada. Por eso no me espliqué entonces mas claro. (107)

D. JUDAS.

¡Vaya!

Por San Telmo que estoy tonto.

Luis.

Me voy á seguir la trama;

pues Perico es necesario aquí venga sin tardanza é instruya á Adela y á Inés de todo.

D. JUDAS.

¿Otra confianza?

Luis.

Sí, mas esta no es fingida,

antes cierta. Pero calla, ya viene allí la mamá. Cuenta con que.....

D. JUDAS.

No habrá falta.

Luis.

Que exija usted el secreto.

D. JUDAS.

¿Y para qué?

Luis.

Cosa es clara,

porque lo diga mas pronto. (Vase Luis.)
D. Judas.

Bien, á Dios.

## (108) ESCENA II.<sup>2</sup>

D. JUDAS.

No me faltaban á mí mas que estos sobrinos. ¡Y qué enredos! ¡Qué marañas traen allá! Como esto dure doy de quilla. Pero al arma que aquesta urca enemiga está ya á tiro de bala.

# ESCENA III.2

Doña María y D. Judas. (Se sientan.)

## Doña Maria.

Felices señor don Judas.
Dispense usted mi tardanza.
Ya se vé, con estos males
tenemos tan trastornadas
las horas que.....

D. JUDAS.

Entre personas que há tanto tiempo se tratan no debe haber ceremonias.
Por esto, y porque importaba vine á ver á usted.

(109)

Doña Maria.

¿Pues qué?

¿Hay novedad?

D. JUDAS.

Patarata,

una mano de noroeste que metemos en el agua los penoles.

Doña Maria.

¿Y en cristiano

qué significa esa sarta de nombrachos?

D. JUDAS.

A eso voy.

Mas le exijo la palabra de que reserve la especie.

Doña Maria.

Por supuesto.

D. JUDAS.

A la muchacha

aunque haya fuerza de vela no se lo diga usted.

Doña Maria.

Nada.

Sí, pues bonita soy yo para chismes. En mi casa jamas hubo un sí ni un nó, y eso que entonces estaba hecha siempre un jubileo. Mi Simon, que de Dios haya, gustaba mucho de gentes: su refresco no faltaba por las noches. Es verdad que eran tiempos en que andaba Dios por el mundo, y cien pesos á ninguno le faltaban; mas hoy dia, todo, todo, viene á menos, ola, y gracias quien tiene un pasar.

D. JUDAS.

Señora,

¿me deja usted hablar?

Doña Maria.

¡ Vaya!

¿le tapo acaso la boca?

D. JUDAS.

Por fin, atencion y calma.

El caso es que mi sobrino, (el novio de la muchacha que digamos) de Sevilla dió la vela, y por las trazas parece hace rumbo á Cádiz. Ademas, en confianza, sé tambien cuál es su objeto. (111)

Doña Maria.

¿Y será?

D. JUDAS.

Estarse á la capa

sin darse á reconocer ni izar pabellon.

Doña Maria.

Estraña

resolucion! ¿Mas por qué? D. Judas.

Porque quiere en acechanza

ponerse. Juzgo le han dicho no sé que cosas, patrañas por supuesto, de la chica: tonterías: verbigracía que si es coqueta, si funda su vanidad y su gala en que cuantos hombres mira arrian bandera á sus gracias, que si lleva siempre amantes al costado. Nada, nada.

Doña Maria.

Malas lenguas que la tienen envidia.

D. JUDAS.

Cabal.

(112)

Doña Maria. Dejarlas.

Yo sé la hija que tengo, y sé quien es.

D. JUDAS.

Pues, y basta.

Pero como él en su vida ni la ha visto, ni la trata, ni sabe sus propiedades; ya se vé, teme, y con causa, hacer avería gruesa en alta mar. Pues no es nada, la honrilla. Y los sevillanos que en siendo de clase y casa se creen ellos mas altos que el tope de la giralda. A mas tambien quiere ver el cariz de la muchacha, como es regular, y aunque ella es linda como una plata, al fin no es doblon de á ocho que á todo el mundo le agrada. Tampoco fuera imposible que en sus proyectos entrara ponerle la proa, digo hacerle el amor.

(113)

Doña María.

Ya escampa.

¡Vaya que el tal señorito por vida mia es alhaja!

D. JUDAS.

Cosas de niño mimado.

Ya ve usted el de su casa fue el ídolo siempre, vivo, poca edad, poca sustancia y barro á mano ¿quién diantres es capaz de irle á la zaga?

Doña Maria. Y el vinculillo qué tal?

D. JUDAS.

¡Vinculillo! Pues no es nada. Si ahora con la nueva herencia es suyo medio Triana.
Y en cuanto á la sangre ¡Ya!
Mas noble que doña Urraca, es hijo de veinticuatro, y heredero, que esa vara ¿quién se la quita?

Doña Maria.

¿Tambien?

D. JUDAS.

Pues.

Doña Maria.

¿Y si acaso se encaja

aquí ese señor qué hacemos? ¿Vamos diga usted?

D. JUDAS.

Cachaza.

Por ahora lo que interesa es dejar que ande la danza, y quedarnos al socaire hasta que haya una empopada. Mas claro: izar la sueca. ¿Me esplico?

Doña Maria. Sí. (Estoy en brasas.) (Ap.) D. Judas.

En cuanto á Adela, no quiero que sepa ni una palabra, porque luego habrá soponcios, convulsion y marejada, y nervios y.....

Doña Maria.
En todo estoy.
D. Judas.

Ademas, porque la trama mejor se oculte, y la cosa con mas disimulo vaya, piensa enviarme al momento los papeles que hacen falta
en el caso, como fees
de bautismo, la palabra
de casamiento, y en fin,
que sé yo que enredos y trampas,
que siempre una boda tiene
mas cabos que quince jarcias.
Item mas. Porque en el lazo
ustedes mas presto caigan
dirá que, pues sus que haceres
por ahora lo separan
de Adelita, está impaciente
por verla aunque sea pintada,
y pedirá su retrato.

Doña Maria.

¡Su retrato! ¡Cosa estraña!

¿Sin mandar el suyo?

D. JUDAS.

No.

Es que de enviarle trata.

Doña Maria.

Aqueso ya es otra cosa;

pero la juzgo bobada; pues si con efecto es de él conoceremos su cara, y entonces se lleva el diablo las ficciones y las trampas.

D. Judas.

Cuando él lo envie, será porque ya tendrá saldadas esas cuentas, es decir, que estará fuera de barra sin temer puntas ni bajos, y navegando en cien brazas.

Doña Maria.

Bueno es saber todo eso; porque hablando en confianza, quien de buenas á primeras viene pidiendo casaca, en el tresillo de novios son cinco estuches de entrada, que es juego que nadie pierde.

D. Judas.

Mas los renuncios se pagan. Doña Maria.

Ese es el mal. ¿Pero cómo tendré yo noticia exacta de su venida?

D. JUDAS.

Es muy fácil;

pues estando ya avisada bien podrá usted por la boya conocer donde está el ancla. Con que me voy. (Toma el sombrero.) (117)

Doña Maria.

Hasta luego.

D. JUDAS.

¿Y Adela?

Doña Maria.

Si usted la aguarda

vendrá, que fue al tocador.

D. JUDAS.

No. No quiero: estará en banda todavia, y las mugeres me gustan aparejadas aunque soy viejo. Lo dicho. (Vase.)

Doña Maria.

Descuide usted.

### ESCENA IV.ª

Doña María y despues Inés.

Doña Maria.

Pues no es nada (Observa si se ha ido.)
lo que pide. ¡Qué yo calle!
¡Yo que hablo con una estatua!
¡Vamos, vamos, que don Judas
olvidó que tengo naguas.
¡Qué grosero! ¡Qué insolente!
¡Querer taparle á una dama
nada menos que la boca!

Vaya al diablo el muy bestiaza. ¡Callar! ¿Qué es callar? Inés, Inés.

Allá vov

Allá voy. (Dentro.)

Dona Maria.

Qué calma!

¡Jesus qué peso! Si estoy
por ponerme á la ventana
y contarselo al primero
que pase. ¡Mas cómo tarda!
Mejor será que..... (Se levanta.)

SALE INÉS.

Señora.

¿Qué ha ocurrido?

Doña Maria.

Nada.

Inés.

¿Nada?

Como gritaba usted tanto.

Doña Maria.

¿Y la niña dónde anda?

elet - Inés.

Se está vistiendo.

Doña Maria.

Pues dile....

No le digas. Que yo vaya

será mejor.

(Vase.)

#### ESCENA V.ª

Inés.

Lleve el diablo
si yo entiendo una palabra
de este enredo. ¿A qué vendrán
estos secretos del ama
con su hija? Sabe Dios
que á no hacerme tanta falta
diera un dedo por saberlo
ahora mismo. ¿Y quién aguarda
cinco minutos ó seis
á que el pelmazo se vaya
de la madre? No señor.
La cerradura, á Dios gracias,
está convidando. Así
voy de puntillas y...; Calla! (veá Pedro.)

### ESCENA VI.ª

Pedro tan pronto! Por cierto

no crei yo.....

Inés y Pedro.

PEDRO. Estás en casa?

(120)

Inés.

Y de ceremonia.

Pedro.

Ya.

Como esperando embajadas.

Inés.

Pues dí la tuya, y vivito marchate, no riña el ama si ve.....

PEDRO.

No es ella muger

que se asusta de fantasmas con esa facilidad.

Inés.

En fin, vamos. ¿Que te tardas? PEDRO.

Es que estoy viendo si acaso... (re-Inés. gistrando.)

Por Dies, Pedro, que estoy harta de tus misterios.

PEDRO.

¿ No hay nadie

que pueda....?

INÉS.

Ni gatos. Habla.

PEDRO.

Pues, señor, has de saber

como desde anoche, gracias
á tu consejo, al corriente
estoy de cuanto importaba.
Don Luis tan solo ha venido
á Cádiz con la esperanza
de ver á una señorita
que aquí muy presto se aguarda
de.... no sé donde.

Inés.

¿De veras?

¿Mas por qué?

PEDRO.

La cosa es clara.

Porque está loco por ella.

Inés.

¿Con qué la quiere? PEDRO.

Caramba

i la quiere!

Inés.

Pero acaso

ya no la quiere.

PEDRO.

No es mala

conclusion. Anoche mismo le escribió, por si llegaba á buen tiempo, y por mas señas

(122)

yo eché al correo la carta.

Inés.

¿Con sobre á ella? PEDRO.

Sí.

Inés.

Luego

tú sabes como se llama.

PEDRO.

de su apellido.

Inés. Nos basta.

El caso es que quiere á otra, y llámese Pepa ó Juana es lo de menos. ¡Qué tal! ¡El hombre de bien! Ya escampa. ¡El de la formalidad! ¡El juicioso! ¡Qué canalla son todos! Y dirán luego de las mugeres? ¡No hay nada mas?

PEDRO.
¿Y qué mas?
Inés.

Si, no es poco.

Pero... vete ya. ¿Qué aguardas? (Mira adentro.)

(123)

Pedro.

Me voy. ¿Mas por qué tal prisa?

Inés.

Es que ya sale mi ama del cuarto de su Adelita, y puede ser que.....

.allived PEDRO.

No haya

miedo; pues antes que llegue estoy yo un tiro de bala de aquí. Con que á Dios.

Inés.

A Dios.

PEDRO.

(La embrolla no va muy mala.) (Ap.) (Vase.)

## ESCENA VII2.

Adela é Inés.

Inés.

¿Y bien?

ADELA.

¡Lance original!

He sabido en este instante que debe llegar mi amante muy, presto.

(124)
INÉS.
¡El amante! ¿Cuál?
ADELA.
¡Que pregunta!
INÉS.
¿Y hago mal?
ADELA.
El de Sevilla.

Famosa

idea; mas vuestra prosa
ya es antigua algaravia,
que amante y novio, en el dia
suelen ser distinta cosa.
En fin, forzoso es pensar
que hemos de hacer en tal caso.

ADELA.

Las circunstancias y el caso son quienes me han de guiar; aun hay tiempo, y á mal dar obre el ingenio despues, y si ayuda el arte, Inés, sucumbirá la razon, que si es calva la ocasion nunca es manco el interes.

Inés.

Mas antes conviene....

(125)

ADELA.

Ver

del otro las intenciones que en estas resoluciones vale el ardid de muger. ¿Y tú llegaste á saber algo de don Luis?

Inés.

Ahora.

ADELA.

¿Y de buena fe enamora? Inés.

¿De buena fe? Dios la dé.

¿Mas tú qué supiste?

¿Qué?

Que es como todos, señora, que no ama, ni por asomo, que otra es su antiguo cariño, que ayer le escribió, y que el niño es maula de tomo y lomo.

Que ya no es dable (¿Ni cómo?) sujetar su corazon, y que en aquesta ocasion de medio á medio la erramos, pues que pichon le juzgamos

(126)

cuando es palomo ladron.

ADELA.

¡Qué chasco! Mas aun no es tarde; por fortuna á tiempo estoy, y lo que puedo hacer hoy vano es que á mañana aguarde. Nada hay, pues, que me acobarde en lance tan oportuno. Así de entrambos, ninguno será presto mi amador; que no es mal juego en amor perder dos por ganar uno.

Inés.

Con que usted piensa.....

Al momento

dejarlos, y esto es seguro; que si mas tardo, aventuro mi fama y mi casamiento.

Inés.

d Mas con cuál pretesto?

Ciento

hay siempre para acabar: y algo se ha de aventurar que en la malilla de amor es capote de favor (127)

el quedarse sin casar.

Inés.

Ya deseo la ocasion

de que lleguen.

ADELA.

Mas, espera. (Ruido dentro.)
¿Quién sube por la escalera
con tal precipitacion?

Inés.

Señorita, sí. Ellos son. (Se asoma.)

ADELA.

¿ Quiénes?

Inés.

Los dos.

ADELA.

Como soy,

que presto llegan.

Inés.

¿Me voy?

ADELA.

Sí, vete y nada receles; pues ó quemo mis papeles, ó golpe seguro doy. (Vase Inés.) (Adela se sienta.)

## (128) ESCENA VIII.<sup>3</sup>

Adela, Luis, Fermin con una carta.

FERMIN.

No señor, que has de venir aquí conmigo.

Luis.

¡Estás lelo!

FERMIN.

Y ha de ver su propia carta: y la he de decir.....

ADELA.

¡Qué es esto!

¡Qué alteracion! ¡Qué semblante! ¿Hay acaso.....?

FERMIN.

Nada bueno,

y estraño mucho, señora.....

Luis (á Fermin.)

Hombre, por Dios.

FERMIN.

Que á un sugeto

como yo, así se le falte.
¿A qué vienen fingimientos?
Todo lo sé, y esta carta
que acaso hallé en mi aposento
caida, muy bien me muestra

(129)

de lo que es capaz un pecho femenil. ¿Con qué soy tonto? ¿Con qué yo soy majadero? ¿Yo....?

ADELA.

¿Y bien?

FERMIN.

La frescura alabo.

¿Pues si tengo esos defectos? ¿Por qué me quiso?

ADELA.

¿Quién, yo?

En mi vida.

FERMIN.

Pues es bueno.

Vive Dios que me colgara de una viga. ¡A mí un desprecio! ¡A mí una muger!

Luis.

Fermin.

¿Y á tí qué te importa eso? FERMIN.

No que será á tí.

Luis.

Tampoco.

Pero como nunca un bledo te se ha dado de esas cosas que tú apellidas babeos, pensé yo que.....

FERMIN.

Mal pensado.

En fin, la broma y los juegos deja; pues en lance tal vienen muy fuera de tiempo.

Luis.

Perdona, amigo, creí que obrases ni mas ni menos como hablabas.

FERMIN.
(¡Qué leccion!) (Aparte.)
Luis.

Mas, pues me engaño, te ofrezco hacer porque aqueste error no sea fatal á tu afecto.

ADELA.

(¿A dónde vendrá á parar? Mas callar es lo mas cierto.) (Ap.)

Luis.

Veo que quieres á Adela. FERMIN.

Yo!

Luis.

Sí, porque tienes celos y esa es señal que no falla.

(131)

FERMIN.

Que la quise no te niego;

pero....

Luis.

Silencio y escucha.

Adelita, yo consieso
que obré mal: nunca debí
atentar á los derechos
de un amigo. Así es forzoso
que ambos castiguen mi yerro.
Hágase la paz, y pues
yo por mi parte ya cedo,
cedamos todos, y acaben
de una vez esos muñecos.
¿No es verdad Adela? (Silencio.)

FERMIN.

¿Ves?

Luis.

Dice un español proverbio: que el que calla es porque otorga. Pues señor, esto está hecho. Llega tú, que aquestos son los privilegios del sexo.

FERMIN.

Mas si yo tengo razon ¿por qué he de ceder?

(132)

Luis.

Lo entiendo.

Pero no basta ser justo, es forzoso parecerlo, y quizá tú aunque lo ignores habrás dado fundamento de sospecha. Son las damas quisquillosas en estremo por lo regular, y á veces el rencor hace su efecto; mas no dura, que el amor sabe perdonar muy presto.

FERMIN.

¡Pues qué.... un hombre como yo se ha de humillar!

Luis.

¿Ý qué medio? FERMIN.

Pero....

Luis.

Las faldas no humillan.

Pues tú lo quieres, me acerco. Adelita ya ve usted como yo al cabo.... (No acierto que decirle) sus injurias

supe olvidar, y pues esto

es de cariño tal prueba,
exijo que por lo menos
se me diga, qué motivo
pudo dar pie á tanto yerro.
No busco culpa: no Adela.
Busco sí arrepentimiento.
¡Pero qué! ¿Usted el semblante
vuelve? ¿Usted el rostro bello
oculta de mí? ¿Se aflige?

Luis.

(Bien, por Dios). (Aparte.)

¿Y será cierto? (Se arrodilla.) ¿De ese corazon, por dicha

aun no he perdido el afecto? ¿Podré esperar?

ADELA.

Ah, ah, ah. (Se rie.)

Parece está usted haciendo algun paso de comedia. (Ad. se levanta.)

FERMIN.

¡Señorita....! ¡Yo!

Luis.

Hecho un yelo

se quedó. ¡Qué humillacion! ¡Qué ceguedad! ¡Y qué ejemplo para el que á todas desprecia! (Ap.)

(134)

FERMIN.

Mas....

ADELA.

Fermin, bromas dejemos á un lado. Si hoy por fortuna á su buen humor me presto; mañana tal vez..... (Fermin se levanta.)

FERMIN.

¿Pues qué?

¿Lo ha tomado acaso á juego?

ADELA.

¿Y cómo lo he de tomar? FERMIN.

¿Con qué usted por lo que veo, no me quiere?

ADELA.

No señor.

FERMIN.

¿Ni jamas me quiso?

ADELA.

Menos.

FERMIN.

¿Ni nunca fuera feliz

á mi lado?

ADELA.

Ni por pienso.

Fermin, lo propio que dije

en mi carta, eso sostengo v sostendré. Quien se juzga de los corazones dueño solo con una mirada: quien humilla al bello sexo sin distincion, y quien halla milagros en el desprecio; solo este merece. Usted júzguese su propio pleito. Y advierta de hoy para siempre, que las mugeres, durmiendo saben mucho mas que el hombre aunque esté muy bien despierto. Que si quieren engañarle, lo harán, sin otro remedio. Que con ellas, la esperiencia vale poco; pues es cierto no se hallarán en la tierra dos iguales, y sabemos que el conocer y juzgar los corazones, es cuento. Si esta leccion aprovecha; si escarmienta en propio yerro tanto mejor para usted. En cuanto á mí....

Luis. ¡Mas qué es esto! ¿Acaso habla usted de veras?

ADELA.

Y tan de veras, que es tiempo de que le toque la suya.

Luis.

¡A mí!

ADELA.

¿Pues no?

¿Estoy despierto? (Ap.)

Por Dios no sé que me pasa.

ADELA.

Señor don Luis, no quiero recordarle su conducta hasta aquí. Nadie un defecto, nadie en usted una tacha pudiera hallar.

Luis.

Yo agradezco....

ADELA.

Le suplico que reserve

esas gracias para luego.
¡Pero cuánto se engañaba
quién así juzgó! Encubierto
bajo apariencia tan dulce
se hallaba sútil veneno.
Fingiendo pasion, ternezas,

simulando amor y celos,
tendisteis la red, que á dicha
supe yo evitar á tiempo.
¿No es esto verdad, Luis?
Diga usted si con efecto
no ama á otra. Si ayer mismo
no le escribió. Si su objeto
no es el unirse con ella.
En fin, hable usted.

Luis.

No acierto.... (Fingiendo turbacion.)
Señorita.... yo.... es verdad
que.... si.... Todo va saliendo (Ap.)
como esperaba.

ADELA.

No mas,

que esto es suficiente.

FERMIN.

Pero

no hemos de saber...?

ADELA.

Si tal.

Por mi parte esto es resuelto. Usted, señor don Luis, busque otra tonta (que á cientos las hallará) y á su salvo pruebe en ella sus enredos; sus novelescas pasiones, aquellos fingidos celos, y aquel amor, que no há mucho pintaba con tanto fuego.

Luis.

Con que esto quiere decir....

ADELA.

Que hemos concluido. Luis.

(Bueno). (Aparte.)

Y en cuanto á usted don Fermin, con repetir me contento lo que hace poco dije, pues tanto vale, y valemos tan poco, hallará de sobra quien sujete el dócil cuello á su amor, si es que se digna elevarla á tanto puesto; pero por lo que á mí toca, su presuncion, sus defectos son tales, que no es posible disimularlos. Por eso ni le he querido en mi vida, ni le querré, ni le quiero. Creo haber dicho bastante.

(139)

FERMIN.

No señora, ni por pienso.

¿Cómo ha de bastar? Mi honor está ultrajado, y pretendo aclarar este negocio á todo trance.

ADELA.

Y qué medio?

FERMIN.

¿Qué medio? Usted lo verá.

¿No sabe acaso que tengo en mi mano la venganza? ¿No sabe que soy....?

Luis.

Silencio (A Fermin.)

por Dios. (Él va á descubrirse (Ap.) y aun no debe).

ADELA.

¿Qué misterio

es ese? Por fin sepamos.

FERMIN.

Si señora. Lo sabremos puesto que usted lo desea.

Luis.

(Y aun no viene.) (Mirando ácia fuera.) (Aparte.)

(140)

#### FERMIN.

Yo..... No quiero (Le tira de callar, que ya de la manta la casaca.) tiró el diablo, y.....

Luis.

Mas.... (A Fermin.)

FERMIN.

Ni atiendo,

ni quiero oir.

Luis.

(¿Y qué haré? (Aparte.) mas me ocurre un pensamiento). 1888 855 Es muy estraño Fermin, que con tono tan grosero te atrevas así á faltar de una dama á los respetos. Si crees porque está sola que impunemente has de hacerlo; si con esas amenazas, si con gritos descompuestos juzgas vindicar tu honor mucho te engañas. No veo ya en ella á quien me desaira, no escucho el resentimiento, solo sí en aqueste instante me acuerdo, soy caballero, y como tal no me agrada,

ni en mi presencia consiento que se ultraje á una señora.

FERMIN.

¿Y á tí quién para este entierro te dió vela? Un mal amigo, un hombre á quien yo hice dueño de toda mi confianza, que de ella abusa ¿ es por cierto quien se atreve á echarme en cara mi proceder?

Luis.

Te lo echo.

Si señor.

FERMIN.

Pues yo no sufro.... (Gritos.)

Luis.

Yo tampoco.

ADELA.

Santos cielos!

Pues cómo! Por Dios señores....

Luis.

Está muy bien. En saliendo (van se verá. ácia la puerta.)

FERMIN.

Cuando tú gustes.

ADELA.

(Mal golpe fuera por cierto. (Ap.)

Valga el arte). Ay que me dá. Mamá. (Se deja caer en una silla.) Luis.

Adelita.

### ESCENA IX.3

Dichos y doña María.

Dona Maria.

Qué es esto!

¡Qué alboroto! ¡Qué algazara! Luis.

Señora.....

Doña Maria.

Mas qué estoy viendo!

Mi niña. ¡Válgame Dios! ¿Pero ustedes que le han hecho?

FERMIN.

Yo nada.

Luis.

Ni yo tampoco.

Doña Maria.

Pues á qué habrá sido ello? Vamos, sin duda será porque como hoy hubo truenos.

Luis.

Los truenos fueron, no hay duda.

Pobre Adela!

FERMIN.

(Para el perro

(Ap.)

que se fiara.)

Doña Maria.

Ay Jesus.

Inés.

## ESCENA X.2

Dichos é Inés.

Inés.

Señora.

Dona Maria.

Corriendo

traeme aquí el Pericon,
y mientras yo le hago fresco, (Se va y
aflójale tú el corsé, vuelve con el abanico.)
dale agua. ¡Qué desconsuelo!
Que se me muere mi hija,
que se me muere.

## ESCENA XI.3

Dichos y don Judas con un paquete en la mano.

DON JUDAS.

Laus Deo.

(144)

Luis. lafofie ander

(Mi tio, sali de afan.) (Ap.)

D. JUDAS.

Señoras felice dia. (Deja el paquete.)
¡Mas qué es esto? ¡Hay avería?
Doña Maria.

Si señor.

D. JUDAS.

Voto á San.

Doña Maria.

Sóstenla tú. (A Inés.)

Inés.

No se cae.

Doña Maria.

Inés, traele aquello.....

Inés.

¿Cuál?

Doña Maria.

Aquello que huele mal.

D. Judas.

Cuenta con lo que se trae.

El eter?

Doña Maria.

Sí.

Inés.

Se ha acabado.

(145)

Doña Maria.

¡Qué descuido! En nada estan.

D. Judas.

Como haya en casa alquitran, ese es remedio probado.

Doña Maria.

¿Y vinagrillo?

Inés.

Ha de haber.

Doña María.

Pues mira si en mis cajones está el de siete ladrones. (Vase Inés.)

FERMIN.

(Los de Ecija habian de ser.) (Ap.) Doña María.

Ay, si se me morirá. Don Judas, si usted supiera medicina.

D. JUDAS.

Bien pudiera,

porque he leido á Le Rua.

Doña María.

¿Y allí no hay cosa que valga para esto?

D. JUDAS.

Darle al contado

la purga del primer grado,

y salga por donde salga.

Inés.

Aquí está ya. (Vuelve Inés con un frasco.)

Doña María.

d'Y bien, qué hacemos? D. Judas.

No arriar en banda el tapon.

Inés.

Descuide usted.

Luis.

(¡Qué ficcion!) (Aparte.)
Doña María.

Le hará daño?

D. Judas.

Allá veremos.

Doña María.

¿Qué se decide por fin? D. Judas.

Yo creo la han de aliviar ayudas de agua del mar.
¿No os parece bien, Fermin?
FERMIN.

(A ver como no revienta.) (Ap.) ¿Mas yo qué sé?

Inés.

Por san Pablo.

(147)

FERMIN.

Traiganle un doctor ó un diablo. D. Judas.

Luis.

(¡Qué tardar!) Tio. (Ap.) (Bajo á don D. Judas.)

> ¿Qué quieres? Luis.

> > ¿Está todo?

D. JUDAS.

Todo está.

Luis.

Al caso pues.

D. JUDAS.

Allá va.

Posible es que las mugeres (Alto.) siempre y en todo han de errar, irse á poner mala el dia que yo el novio le traía es cosa particular.

Doña María.

¡El novio!

FERMIN.

¡Su novio!

D. JUDAS.

Cierto.

(148)

FERMIN.

¿Pero quién es? Luis.

Calla ahora. (A Fermin bajo.)
Doña María.

¿Y está en Cádiz?

D. JUDAS.

No señora.

FERMIN.

(¡Es sueño ó estoy despierto!) (Ap.)
Doña María.

¿Mas cómo, si aun no ha llegado, puede usted traerle acá?

INÉS.

Señorita, oye usted. (Al oido á Adela.)

ADELA.

¡Ah!

INÉS.

Ya vuelve.

Luis.

¿Se le ha pasado?

ADELA.

¿Donde estoy?

D. JUDAS.

En una silla.

ADELA.

¿Y ellos?

(149)

INES.

Solo fue una chanza.

ADELA.

¿Se mataron?

D. JUDAS.

Qué! ¿Hay matanza?

Pues acoto una morcilla.

Inés.

Delira.

D. JUDAS.

Entonces no hay trato. Doña María.

¿Qué sientes?

ADELA.

Mucha opresion,

mas ya se pasa.

D. JUDAS.

Es pension.

Doña María.

¡Oh! Sus nervios y mi flato á ambas nos sacan de quicio.

Gracias que hoy volvió al momento.

D. JUDAS.

Si esa voz de casamiento es la trompeta del juicio.

Doña María.

Al caso.

(150)

D. Judas.
Por el vapor

recibí há pocos instantes los papeles de que antes hablé ya á usted.

Doña María.

Si señor.

FERMIN.

Mas Luis....?

(A Luis.)

Luis.

Chito, y destierra (A Fermin.) todo cuidado.

FERMIN.

(Estoy loco.)

(Aparte.)

D. JUDAS.

Hice rumbo aquí, y á poco eché el cargamento en tierra.

Doña María.

Pero bien, doy de barato que esté ya arreglado eso. ¿Él viene?

D. JUDAS.

No en carne y hueso;

pero traigo su retrato.

ADELA. Su retrato!

(151)

Doña María.

Con que al fin.... (A don Judas.)

D. Judas.

Ya el asunto es decidido. (A doña

FERMIN. María.)

¿Mas qué es esto?

Doña Maria.

Que marido

tiene mi hija, don Fermin.

D. JUDAS.

Tome usted. (Da el retrato á Ad.)

Doña Maria.

Sí, que á ella toca juzgar si es bonito ó feo. Inés, mis gafas.

ADELA.

¡Qué veo! (Mirando el retrato.)
¡Dios mio!

Doña Maria.

¿Niña, estás loca?

ADELA.

Es el señor. (Señalando á don Fermin.)

Dona Maria.

Cómo!

D. JUDAS.

Sí.

(152)

Luis.

¿Estás? (Bajo á Fermin.)

FERMIN.

Ya todo adivino.

Dona Maria.

Con que usted es.....
FERMIN.

ERMIN.

El sobrino

de don Judas.

ADELA.

¡Y que á mí

tal me suceda! ¡Qué rabia! ¡Qué vergüenza!

Doña Maria.

En conclusion

¿á qué vino esa ficcion? . ¿Hubo causa?

Luis.

Una y muy sábia.

En bien que tan cerca toca como la propia ventura, la reflexion mas madura á veces suele ser poca, y ni es esposa constante quien veleta un tiempo ha sido, ni nunca es feliz marido quien no fue dichoso amante.

Si tal logró, él lo decida puesto que es su novio.

Doña Maria.

Y bien,

él se casará.

D. JUDAS.

Sí.

FERMIN.

Quién!

¡Yo con Adela! En mi vida. No fuera mala locura.

Doña Maria.

Bueno está. ¿Y el compromiso?

FERMIN.

Se acabó, pues ella quiso.

ADELA.

¿Qué dirán?

D. JUDAS.

Que quien procura

tener novios á montones, este fruto ha de coger.

Doña Maria.

¿Mas yo qué habia de hacer?

D. Judas.

Zafarrancho de moscones.

Que el que con buena bandera viene á quererse casar, si ve corsario en la mar toma la vuelta de afuera.

> Doña Maria. Yo no sé lo que me pasa. FERMIN.

Luis, primo, mi ceguedad

perdona.

Luis.

De mi amistad

es deuda. Vuelve á tu casa, vuelve á Sevilla, y allí curate de tu manía, acordándote que un dia nada valiste por tí. Busca esposa amante y fiel, que ese es el mayor tesoro; mas no esperes hallar oro si vas en pos de oropel. Haz debida distincion, y al bello sexo respeta, que aunque haya mucha coqueta muchas hay que no lo son. En fin, júzgate de hoy mas, cual los otros, que va errado quien piensa será apreciado si desprecia á los demas. Y usted Adela, que ha sido

víctima de tal contienda cambie de norte; y la enmienda le hará ganar lo perdido. Reflexione cuanto daña á su honor conducta tal: pues la opinion es cristal que aun del aliento se empaña. Sea en todo compromiso, formal, constante, amorosa, que no vale para esposa quien hoy ódia y ayer quiso. En fin, pues desliz tamaño mereció tal escarmiento, de ambos el comportamiento remedie futuro daño: y ojala que esta leccion os pueda bien demostrar, el fin que suelen lograr Coquetismo y Presuncion.

pur fons.

Professional Communication of the Communication of

.



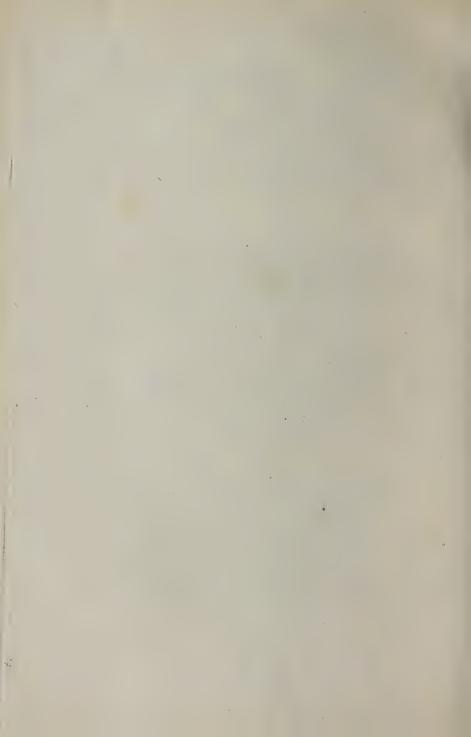

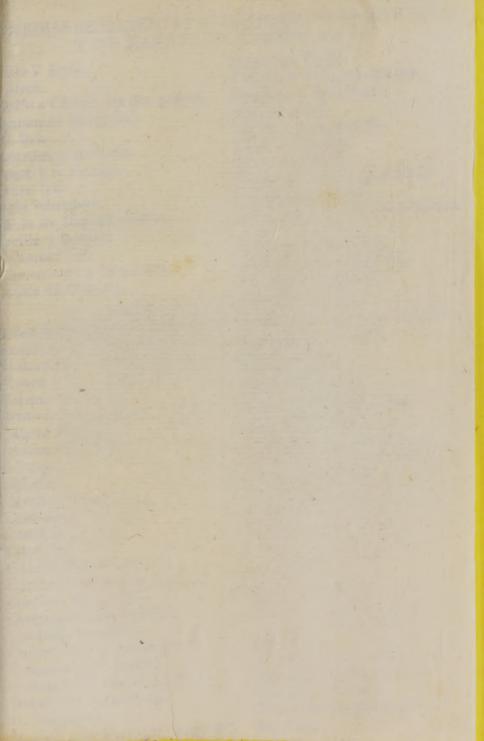



## OMEDIAS REPRESENTADAS EN TIEMPO DE LA RITA LUNA Y DE MAIQUEZ EN TAMAÑO DE 8.º

bate l' Epeé. celina. Idolfo y Clara ó los dos presos.

Agamenon (tragedia). Ali-Bek.

Amantes generosos.

Amor y la intriga. Avaro (el).

Bella labradora.

Califa de Bagdad (ópera).

Cecilia y Dorsan. Chismoso (el).

Clementeina y Desormes.

Conde de Olbach.

Amor por el tejado ó la Marcela. Andaluza en el laberinto.

Atahualpa (tragedia).

Blanca y Montcasin (id).

Bosque peligroso. Bruto ó Roma libre (tragedia.)

Cabeza de bronce.

Cadma y Signoris.

Calavera (el). Caliche.

Camila (tragedia) Casamiento por fuerza.

Castillos en el aire.

Citas (las).

Citas de bajo del olmo.

Cocinero (el) y el secretario.

Condesa de Castilla.

Conjuracion de Venecia. Contrato anulado.

Coquetismo y presuncion.

Costumbre de antaño

Cuantas veo tantas quiero. Deber y la naturaleza.

D. Dieguilo.

D. Pedro de Portugal (tragedia).

Duque de Viseo.

Fulgencia ó los maniáticos.

Gombela y Suni-Ada. Muger celosa.

Opresor de su familia.

Pablo y Virginia. Padre de familia.

Presos ó el parecido (ópera).

Prueba caprichosa. Reconciliacion ó los dos herma-

Solleron y su criada,

Virtud en la indigencia.

Un loco hace ciento.

SIGUEN LAS COMEDIAS EN 8.º D. Sancho García de Castilla.

Doña Maria Pacheco.

Dorotea (la).

Dos épocas.

Dos preceptores. Dos sargentos franceses.

Edipo (tragedia).

Eduardo y Federica. Efectos de un mal ejemplo.

Elvira portuguesa.

Enamoradizo (el). Escuela de la amistad.

Escuela de los jueces.

Español y la francesa.

Guzman (tragedia). Hipócrita.

Hipócrita pancisla.

Hombre de la Selva negra.

Huérfana de Bruselas.

Huerfanila,

Imperio de las costumbres.

Indulgencia para todos. Ir contra el viento.

Jóven de sesenta años.

Jugador.

Lo que son mugeres. Lo que puede un empleo. Lugareña orgullosa. Marica la del puchero. Marido de dos mugeres. Mentira contra mentira. Mi retrato y el de mi compadre. Misantropía y arrepentimiento. Morayma (tragedia). Muerte de Abel (id). Muger por fuerza. Muger varonil. Novia tapada. Numa (tragedia). Numancia destruida (id). Opera cómica. Oscar, hijo de Osiam (tragedia). Pancho y mendrugo.

Actriz, militar y beata. Amante misterioso. Arturo ó los remordimientos. Al pie de la letra. Caer en el garlito. Caer en sus propias redes. Celos. Ciego. Cuentas del zapatero. Cartas del Conde-Duque. De una afrenta dos venganzas. Dos muertos y ningun difunto. Duque de Altamura. En paz y jugando. Es un nino. Enrique de Trastamara. Espectro de Hiver-sein. Eavorita (la). Gaceta de los Tribunales. Galan invisible. Halifax ó pícaro y honrado. Hija de Cromwel. Hijo do Cromwel. Hijo del emigrado.

Pelayo (tragedia). Polixena. Rábula (tragedia). Raquel (id). Rey Eduardo. Sancho Ortiz de las Roelas. Sofonisba (tragedia). Tal para cual. Tonta (la), ó ridículo novio. Treinta años ó vida del jugador. Vergonzoso en Palacio, Viajante desconocido. Vieja y las calaveras, ó la posada. Virginia. Viuda de Padilla. Una noche de novios. Una travesura (ópera). Zenobia y Radamisto.

MUSEO DRAMATICO. Idiota. Ingeniero ó la deuda del honor. Madre y el niño siguen bien. Marido desleal. Novicio. Opera y el Sermon. Otra noche toledana. Penitencia en el pecado. Por no escribirle las señas. Posada de la madona. Quien será su padre. Ricardo el negociante. Robo de Elena. Secreto de una madre. Tio Pablo ó la Educacion. Trapisondas por bondad. Tercera dama duende. Un amante aborrecido. Ultimo de la raza. Un mal padre. Un casamiento provisional. Un quinto y un párvulo. Un rival. Un soldado de Napoleon.